

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



Charles.A. Dashwood Asq.". rstead Rark. F639 1785



# OE U V R E S

E

M. DE FLORIAN.

# À PARIS,

Chez Didot L'Aîné, rue Pavée S. André; De Bure, quai des Augustins.

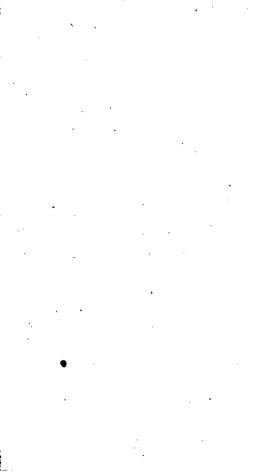



Taunes Nimphes, venez, Cest pour veus que je charà. De l'ille Georgiq :

# GALATÉE.

# ROMAN PASTORAL:

IMITÉ

# DE CERVANTES kan Piene Clane de PAR M. DE FLORIAN,

Capitaine de dragons, et Gentilhomme de S. A.S. MOR LE DUC DE PENTHIEVRE; des académies de Madrid, de Lyon, etc.

# QUATRIEME ÉDITION.

On peut donner du lustre à leurs inventions : On le peut, je l'essaie; un plus savant le fasse. LA FONTAINB, II,



PARIS. DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT L'AÎNÉ. M. DCC. LXXXV.

F63gal 

# A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME MADAME LA DUCHESSE DE CHARTRES.

O vous qui, princesse ou bergere, Deviez être l'exemple et l'idole des cœurs; Vous qui n'aimez de vos grandeurs Que le bien que vous pouvez faire, Daignez souffrir qu'à vos genoux
Une villageoise étrangere
Vienne vous choisir pour sa mere:
Sa mere!... avec ce mot l'on obtient tout de vous.
Tendez à GALATÉE une main secourable;
Elle est belle, sensible, et sage autant qu'aimable.

L'auteur la flatte, dira-t-on,
Et son livre n'est qu'une fable:
Mais si l'on y voit votre nom,
Le roman sera véritable.

# VIE

DE CERVANTES.

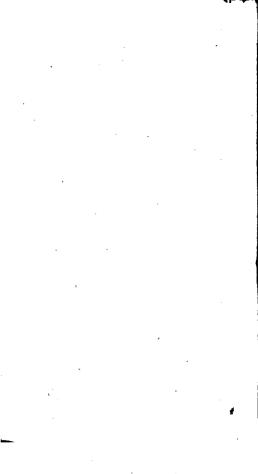

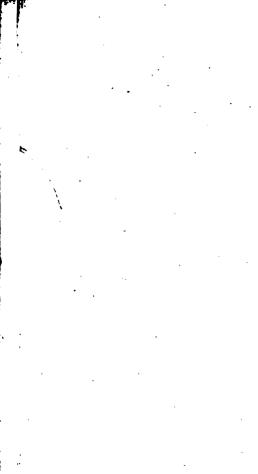



## VIE

# DE CERVANTES.

MICHEL DE CERVANTES SAAVEDRA, dont les écrits ont illustré l'Espagne, amusé l'Europe, et corrigé son siecle, vécut pauvre, malheureux, et mourut presque oublié. On ignoroit encore il y a peu d'années quel étoit le véritable lieu de sa naissance: Madrid, Séville, Lucene, Alcala, se sont disputé cet honneur. Cervantes, ainsi qu'Homere, Camoëns et beaucoup d'autres granda hommes, trouva plusieurs patries après sa mort, et manqua du nécessaire pendant sa vie.

. L'académie espagnole, sous la pro-

tection de son souverain, vient de rendre à la mémoire de Cervantes l'hommage que l'Espagne lui devoit depuis trop long-temps: elle a publié une magnifique édition du Don Quichotte. Il semble qu'on ait cru que tout ce luxe typographique pouvoit réparer les torts de la nation envers l'auteur. Sa vie est à la tête, écrite, d'après les recherches les plus exactes, par un académicien distingué. Je suivrai cette autorité pour tout ce qui regarde les faits, me permettant de parler des ouvrages de Cervantes selon le sentiment qu'ils m'ont inspiré.

Cervantes étoit gentilhomme, fils de Rodrigue de Cervantes et de Léonor de Cortinas. Il naquit à Alcala de Hénarès, ville de la nouvelle Castille,

#### DE CERVANTES.

le 9 octobre 1547, sous le regne de Charles Quint.

Dès son enfance il aima les livres. Il fit ses études à Madrid sous un célebre professeur, dont il surpassa bientôt les plus habiles écoliers. La grande science de ce temps-là étoit le latin et la théologie. Les parents de Cervantes en vouloient faire un ecclésiastique ou un médecin, seules professions utiles en Espagne; mais il eut encore ce trait de commun avec plusieurs poëtes célebres, de faire des vers malgré ses parents.

Une élégie sur la mort de la reine Isabelle de Valois, plusieurs sonnets, un petit poëme appellé FILENE, furent ses premiers essais. Le peu d'accueil qu'on fit à ces ouvrages lui parut une

înjustice: il quitta l'Espagne, et alla se fixer à Rome, où la misere le força d'être valet de chambre du cardinal Aquaviva.

Dégoûté bientôt d'un emploi si peu digne de lui, Cervantes se fit soldat, et combattit avec beaucoup de valeur à la fameuse bataille de Lépante, gagnée par Don Juan d'Autriche en 1571: il y reçut à la main gauche un coup d'arquebuse dont il fut estropié toute sa vie. Cette blessure lui valut pour récompense d'être mis à l'hôpital à Messine.

Sorti de cet hôpital, le métier de soldat invalide lui parut préférable à celui de poëte méprisé. Il alla s'enrôler de nouveau dans la garnison de Naples, et demeura trois ans dans cette

ville. Comme il repassoit en Espagne sur une galere de Philippe II, il fut pris, et conduit à Alger par Arnaute Mami, le plus redouté des corsaires.

La fortune, qui épuisoit ses rigueurs sur le malheureux Cervantes, ne put lasser son courage. Esclave d'un maître cruel, sûr de mourir dans les tourments s'il osoit faire la moindre tentative pour se remettre en liberté, il concerta sa suite avec quatorze captifs espagnols. On convint de racheter un d'entre eux qui retourneroit dans sa patrie, et reviendroit avec une barque enlever les autres pendant la nuit. L'exécution de ce projet n'étoit pas facile; il falloit d'abord amasser la rançon d'un prisonnier, ensuite s'échapper tous de chez leurs différents maîtres

et pouvoir rester rassemblés, sans être découverts, jusqu'au moment où la barque viendroit les prendre.

Tant de difficultés paroissoient insurmontables : l'amour de la liberté vint à bout de tout. Un captif navarrois, employé par son maître à cultiver un grand jardin sur le bord de la mer, se chargea d'y creuser, dans l'endroit le plus caché, un souterrain capable de contenir les quinze Espagnols. Le Navarrois mit deux ans à cet ouvrage. Pendant ce temps on gagna, soit par des aumônes, soit à force de travail, la rançon d'un Maïorquin nommé Viane, dont on étoit sûr, et qui connoissoit parfaitement toute la côte de Barbarie. L'argent prêt, et le souterrain achevé, il fallut encore six · imois pour que tout le monde pût s'y rendre: alors Viane se racheta, et partit après avoir juré de revenir dans peu de temps.

Cervantes avoit été l'ame de l'entreprise; ce fut lui qui s'exposa toutes les nuits pour aller chercher des vivres à ses compagnons. Des que le jour paroissoit il rentroit dans le souterrain avec la provision de la journée. Le jardinier, qui n'étoit pas obligé de se cacher, avoit sans cesse les yeux sur la mer pour découvrir si la barque ne venoit point.

Viane tint parole. Arrivé à Maïorque, il va trouver le vice-roi, lui expose sa commission, et lui demande de l'aider dans son entreprise. Le viceroi lui donne un brigantin: Viane, le cœur rempli d'espoir, vole à la délirance de ses freres.

Il arriva sur la côte d'Alger le 28 septembre de cette même année 1577. un mois après en être parti. Viane avoit bien observé les lieux : il les reconnut quoiqu'il fit nuit: il dirige son petit bâtiment vers le jardin où on l'attendoit avec tant d'impatience. Le jardinier, qui étoit en sentinelle, l'apperçoit, et court avertir les treize Espagnols. Tous leurs maux sont oubliés à cette heureuse nouvelle; ils s'embrassent, ils se pressent de sortir du souterrain, ils regardent avec des larmes de joie la barque du libérateur: mais, hélas! comme la proue touchoit la terre, plusieurs Maures passent et reconnoissent les chrétiens; ils crient

aux armes: Viane tremblant reprend le large, gagne la haute mer, disparoît; et les malheureux captifs, retombés dans les fers, vont pleurer au fond du souterrain.

Cervantes les ranima: il leur fit espérer, il se flatta lui-même que Viane reviendroit; mais on ne vit plus reparoître Viane. Le chagrin, et l'humidité de leur demeure étroite et mal-saine, causerent d'affreuses maladies à plusieurs de ces malheureux. Cervantes ne pouvoit plus suffire à nourrir les uns, à soigner les autres, à les encourager tous.

Il se fit aider par un de ses compagnons, et le chargea d'aller chercher des vivres à sa place. Celui qu'il choisit étoit un traître : il va trouver le roid'Alger, se fait musulman, et conduit lui-même au souterrain une troupe de soldats qui enchaînent les treize Espagnols.

Traînés devant le roi, ce prince leur promit la vie s'ils vouloient déclarer quel étoit l'auteur de l'entreprise. C'est moi, lui dit Cervantes; sauve mes freres, et fais-moi mourir. Le roi respecta son intrépidité; il le rendit à son maître Arnaute Mami, qui ne voulut pas faire périr un si brave homme. Le malheureux jardinier navarrois, qui avoit fait le souterrain, fut pendu par un pied, jusqu'à ce que le sang l'eût étouffé.

Cervantes, trompé par la fortune, trahi par son ami, rendu à ses premiers fers, n'en devint que plus ardent à les briser. Quatre fois il échoua, et fut sur le point d'être empalé. Sa derniere tentative étoit de faire révolter tous les esclaves, d'attaquer Alger, et de s'en rendre maître. On découvrit la conspiration, et Cervantes ne fut pas mis à mort: tant il est vrai que le véritable courage en impose même aux barbares!

Il est vraisemblable que Cervantes a voulu parler de lui-même dans la Nouvelle de L'ESCLAVE, une des plus intéressantes de Don QUICUOTTE, lorsqu'il dit que « le cruel Azan, roi d'Al-« ger, ne fut clément que pour un soldat espagnol nommé Saavedra, qui « s'exposa souvent aux plus affreux « supplices, et forma des entreprises « qui de long-temps ne seront oubliées « des infideles.»

Cependant le roi d'Alger voulut être maître d'un captif si redoutable : il acheta Cervantes d'Arnaute Mami, et le resserra étroitement. Peu de temps après, ce prince, obligé d'aller à Constantinople, fit demander en Espagne la rançon de son prisonnier. La mere de Cervantes, Léonor de Cortinas, veuve et pauvre, vendit tout ce qui lui restoit, et courut à Madrid porter trois cents ducats aux Peres de la Trinité, chargés de la rédemption des captifs.

Cet argent, qui faisoit tout le bien de la veuve, étoit loin de suffire; le roi Azan vouloit cinq cents écus d'or. Les Trinitaires, touchés de compassion, compléterent la somme; et Cervantes fut racheté le 19 septembre 1580, après un esclavage de cinq ans.

De retour en Espagne, dégoûté de la vie militaire, et résolu de se livrer entièrement aux lettres, il se retira près de sa mere avec la douce espérance de la nourrir de son travail. Cervantes avoit alors trente-trois ans. Il débuta par GALATÉE, dont il ne donna que les six premiers livres, et qu'il n'a jamais achevée. Cet ouvrage réussit assez bien. La même année il épousa Dona Catherine de Palacios : elle étoit fille de bonne maison, mais pauvre; et ce mariage ne l'enrichit pas. Pour soutenir son ménage Cervantes at des comédies : il assure qu'elles eurent beaucoup de succès. Mais bientôt il quitta le théâtre pour un petit emploi qu'il obtint à Séville, où il alla s'établir. C'est là qu'il a fait celles de ses Nouvelles où il dépeint si bien les vices de cette grande ville.

Cervantes avoit près de cinquante ans lorsqu'il fut obligé de faire un voyage dans la Manche. Les habitants d'un petit village nommé l'Argamazille prirent querelle avec lui, le traînerent en prison, et l'y laisserent longtemps. Ce fut là qu'il commença Don Quichotte. Il crut se venger de ceux qui l'insultoient, en faisant de leur pays la patrie de son héros : il affecta cependant de ne pas nommer une seule fois dans son roman le village où on l'avoit si mal traité.

Il ne donna d'abord que la premiere partie de Don Quichotte, qui ne réussit point. Cervantes connoissoit les hommes: il publia une petite brochure appellée LE SERPENTEAU. Cet ouvrage, qu'il seroit impossible de retrouver aujourd'hui, même en Espagne, sembloit être une critique de Don Quichotte, et couvroit de ridicule ses détracteurs. Tout le mondo lut cette satire, et Don Quichotte obtint par cette bagatelle la réputation

Alors tous les ennemis du bon goût se déchaînerent contre Cervantes: critiques, satires, calomnies, tout fut mis en œuvre. Plus malheureux par son succès qu'il ne l'avoit jamais été par ses disgraces, il n'osa rien donner au public de plusieurs années. Son silence augmenta sa misere, sans appaiser l'envie. Heureusement le comte de Lemos et le cardinal de Tolede lui

que depuis il n'a due qu'à lui-même.

accorderent quelques secours. Cetteprotection, que Cervantes a tant fait valoir, lui fut continuée jusqu'à sa mort: mais elle ne fut jamais proportionnée ni au mérite du protégé, ni aux richesses des protecteurs.

Cervantes, impatient de marquer sa reconnoissance au comte de Lemos, lui dédia ses Nouvelles, qui parurent huit ans après la premiere partie de Don Quichotte. L'année suivante il donna son Voyage au Parnasse. Mais ces ouvrages lui valurent peu d'argent, et les secours du comte de Lemos furent toujours bien foibles, puisque Cervantes, pour avoir du pain, fut obligé d'imprimer huit comédies que les comédiens refuserent de jouer.

Il sembloit destiné à tous les malheurs et à toutes les humiliations. Cette même année un Aragonois, qui prit le nom d'Avellaneda, fit une suite de Don Quichotte, suite pitoyable, sans goût, sans gaieté, sans esprit, mais dans laquelle il disoit beaucoup d'injures à Cervantes. Cette espece de mérite fit lire l'ouvrage. Cervantes y répondit comme l'on devroit répondre à toutes les satires ; il publia la seconde partie de Don Quichotte, supérieure encore à la premiere. Tout le monde convint de son mérite : mais plus on étoit forcé de lui rendre justice, moins on étoit fàché qu'un rival, même méprisable, insultât celui qu'il falloit admirer. L'Espagne n'est peutétre pas le seul pays du monde où la

malignité, si sévere pour les bons ouvrages, est toujours indulgente pour leurs détracteurs. Tant que Cervantes vécut on lut Avellaneda; dès qu'il fut mort, son ennemi fut oublié.

La seconde partie de Don Qui-CHOTTE fut le dernier ouvrage imprimé pendant sa vie. Il travailloit encore au roman de Persiles et Sigismonde, lorsqu'il fut attaqué de la maladie dont il mourut: c'étoit une hydropisie. Il sentit bien qu'il ne pouvoit guérir; et craignant de n'avoir pas le temps de finir son ouvrage, il augmenta son mal par un travail forcé. Bientôt il fut à l'extrémité. Tranquille et serein au lit de la mort, comme il avoit été patient dans ses malheurs, sa constance et sa philosophie ne se démentirent pas un moment. Quatre jours avant d'expirer il se fit apporter son roman de Persiles, et traça d'une main foible l'épître dédicatoire adressée au comte de Lemos, qui arrivoit en ce moment d'Italie. Cette épître mérite d'être rapportée la voici.

à don Pedro Fernandès de Castro, comte de Lemos, &c.

- « Nous avons une vieille romance « espagnole qui ne me va que trop bien; « celle qui commence par ces mots:
  - « La mort me presse de partir,
  - « Et je veux pourtant vous écrire, &c.
- « Voilà précisément l'état où je suis,
- « Ils m'ont donné hier l'extrême-onc-
- a tion(1); je me meurs, et je suis bien
  - (1) Ayer me dieron la extrema uncion, &c.

« faché de ne pouvoir pas vous dire « combien votre arrivée en Espagne « me cause de plaisir. La joie que j'en « ai auroit dû me sauver la vie; mais « la volonté de Dieu soit faite! Votre « excellence saura du moins que ma « reconnoissance a duré autant que « mes jours. J'ai bien du regret de ne w pouvoir pas finir certains ouvrages « que je vous destinois, comme les «Semaines du Jardin, le grand «Bernard, et les derniers livres de α GALATÉE, pour laquelle je sais que « vous avez de l'amitié : mais il fau-« droit pour cela un miracle du Toutα puissant, et je ne lui demande que « d'avoir soin de votre excellence.

« À Madrid, ce 19 avril 1616.

MICHEL DE CERVANTES.

## DE CERVANTES.

Il mourut le 23 du même mois, âgé de soixante-huit ans et six mois. Le même jour, Shakespear mourut à Stratford, dans le comté de Warwick.

L'homme qui s'est conduit chez les Algériens comme nous l'avons vu, qui a fait Don Quichotte, et qui écrit en mourant la lettre que l'on vient de lire, n'étoit pas un homme ordinaire.

#### DES OUVRAGES

## DE CERVANTES.

Les premieres poèsies de Cervantes ne sont pas très connues, et ne méritent guere de l'être. Ses sonnets, ses élégies, se ressentent trop du goût de son temps. Son plus bel ouvrage, celui qui a fait sa réputation, c'est le toman de Don Quichotte.

La raison, la gaieté, la fine ironie répandues dans cet ouvrage, l'extrême vérité des portraits, la pureté, le naturel du style, ont rendu ce livre immortel. Je sais qu'il ne plaît pas également à tous les lecteurs françois qui ne le lisent pas en espagnol: c'est la faute de la seule traduction que nous en ayons; elle est trop loin de l'élégance, de la finesse de l'original. Il semble que le traducteur ait regardé Don QUICHOTTE comme un roman ordinaire, dont le seul mérite étoit d'être plaisant. Il a rendu le mot espagnol par le mot françois qu'il trouvoit dans le dictionnaire, sans comparer, sans choisir: il a oublié que, sur-tout dans le comique, aucun mot n'a de synonyme, qu'un seul est le bon, que tout autre est mauvais.

La maniere dont il a traduit les morceaux de poësie, qui sont en grand nombre dans Don Quichotte, feroit penser que les vers espagnols sont ridicules. Cependant ils sont presque tous agréables, peut-être un peu trop

recherchés: mais Cervantes écrivoit pour sa nation, dont le goût ne ressemble pas au nôtre; et son traducteur. qui écrivoit pour nous, pouvoit, en conservant les pensées de Cervantes. affoiblir quelques comparaisons, adoucir quelques images, et sur-tout donner de la donceur et de l'harmonie à ses vers. Il paroît n'avoir songé qu'à être littéral, et c'est encore un défaut pour des François. Presque tous les hvres étrangers nous paroissent trop prolixes · Don Quichotte même a des longueurs et des traits de mauvais goût qu'il falloit retrancher, sans craindre le reproche de n'être pas exact. Quand on traduit un ouvrage d'agrément, la traduction la plus agréable est à coup sûr la plus fidele.

Malgré tous ces défauts, l'ouvrage est si bon par lui-même, les épisodes si intéressants, les aventures si comiques, que tout le monde le connoît, tout le monde le relit; nos tapisseries, nos tableaux, nos estampes, nous offrent par-tout Don Quichotte; et il n'est point d'enfant qui ne rie en reconnoissant Sancho Pança.

Les Nouvelles de Cervantes ne valent pas Don Quichotte à beaucoup près. Il en a fait douze, et quatre seulement sont dignes de lui: LE CURIEUX IMPERTINENT, qu'il a inséré dans Don Quichotte; Rinconet et Cortadille, tableau grotesque, mais vrai, des frippons de Séville; la Force du sang, la plus intéressante, la mieux conduite

de toutes; et le DIALOGUE DES DEUX CHIENS. Cette derniere est une critique charmante, pleine de philosophie et de gaieté: les mœurs espagnoles y sont peintes avec tout le naturel et tout l'esprit de Cervantes. On nous a donné, il y a quelques années, une traduction françoise de ces douze Nouvelles; mais il faut les lire dans l'original.

Le Voyage au Parnasse est un ouvrage en vers, divisé par chapitres. Cervantes feint qu'Apollon, menacépar des légions de mauvais poêtes, envoie Mercure en Espagne rassembler tous ses favoris pour les conduire à la défense du Parnasse. Mercure vient trouver Cervantes, et lui montre la liste de ceux qu'Apollon appelle, et de ceux qu'il faudra combattre. On sent combien cette fiction peut prêter à un homme d'esprit que des sots ont outragé. Cet ouvrage n'est pas très agréable et ne peut être piquant pour nous; je n'en connois point de traduction, non plus que de ses comédies.

Elles sont au nombre de huit, et Cervantes dit dans son prologue qu'il en a fait vingt ou trente. Cette incertitude paroîtra singuliere à ceux qui savent combien une comédie est difficile à faire. Quoi qu'il en soit, celles qui nous restent diminuent nos re grets sur celles qui sont perdues. Je les ai toutes lues avec attention; aucuné n'est supportable : point d'intérêt, point de conduite, souvent de l'esprit, toujours de l'invraisemblance; voilà

le fonds de toutes ces pieces. Dans celle qui s'appelle L'HEUREUX RUFIEN. le héros, après avoir été, au premier acte, le plus grand coquin de Séville, se fait Jacobin au Mexique dans le second acte : il est l'exemple du couvent; il a de fréquents combats sur le théâtre avec le diable, et demeure toujours vainqueur. Appellé pour exhorter au lit de la mort une dame du pays, dont la vie a été fort déréglée, le pere Crux, c'est ainsi qu'il s'appelle, la presse en vain de se confesser : la malade s'y refuse; elle se croit trop coupable pour espérer son pardon : alors le pere Crux, qui veut la sauver de l'impénitence finale, lui propose de se charger de ses péchés, et de lui donnor ses mérites. Le troc se fait, le marché se signe, la mourante se confesse, les anges viennent recevoir son ame; les diables s'emparent du Jacobin, qui voit tout son corps couvert d'un ulcere épouvantable. Au troisieme acte, il meurt, et fait des miracles. Voilà une des comédies de l'auteur de Don Quichotte, et c'est peut-être la meilleure.

Nous avons encore de Cervantes huit petites pieces, que les Espagnols appellent Entremeses: ces ouvrages valent mieux que ses comédies. Presque tous ont du comique et du naturel; quelques uns sont trop libres, mais deux sur-tout sont charmants: l'un, appellé la Cave de Salamanque, est précisément notre Soldat magicien; on a calqué

l'opéra-comique françois sur l'ouvrage espagnol : l'autre, nommé le TABLEAU MERVEILLEUX, a fourni à Piron l'idée d'un opéra en vaudevilles, le FAUX PRODIGE, beaucoupmoins joli que la petite piece de Cervantes.

PERSILES ET SIGISMONDE, dont nous avons deux traductions assez peu fideles, est un long roman chargé d'épisodes et d'aventures presque toujours incroyables. Il semble que Cervantes ait voulu imiter ces anciens romans grecs, estimés encore, et admirés autrefois. Mais toute son imagination, qui n'a jamais peut-être autant brillé que dans Persiles, nepeut rendre ses héros intéressants: leurs courses inutiles, leurs dangers

nvraisemblables, le mélange continuel de dévotion et d'amour, ont empêché ce livre d'atteindre à la réputation de son auteur. Cependant l'élégance du style, la vérité de quelques tableaux, et l'épisode de Ruperte, suffiroient pour le rendre précieux.

Il me reste à parler de GALATÉR, qui fut son premier ouvrage. Dans le temps qu'il l'écrivit, l'Espagne étoit la nation du monde la plus galante: l'amour faisoit l'unique occupation des Espagnols et le sujet de tous leurs livres. Montemayor, célebre poëte, venoit de donner un roman de DIANE, que l'on a traduit en françois. Cet ouvrage eut un grand succès, et le méritoit à quelques égards: un style pur, beaucoup d'esprit, de la douceur, du

sentiment, une poesie souvent enchanteresse, et la naiveté touchante qui regne sur-tout dans la Nouvelle du Maure Abindarrais, rachetent aux yeux des connoisseurs le fonds d'invraisemblance, les histoires de magie et le manque d'action que l'on reproche à la Diane de Montemayor.

Cervantes, qui connoissoit tous ces défauts, comme on peut le voir dans PEXAMEN DE LA BIBLIOTHEQUE DE DON QUICHOTTE, en évita quelques uns dans GALATÉE, mais ne les évita pas tous. Ses aventures sont plus naturelles, ses personnages plus intéressants; mais son style, et sur-tout ses vers, le mettent au-dessous de Montemayor. Gâté par le malheureux goût de scholastique quirégnoit alors, Cer-

yantes fait disserter ses bergers comme s'ils étoient sur les hancs. Ils prononcent de longs traités pour ou contre l'amour; ils y citent Minos, Ixion, Marc Antoine, Rodrigue, tous les héaros de la fable et de l'histoire: si Tircis veut consoler son ami de ce qu'il ne peut rien obtenir de sa bergere, il lui parle ainsi (1): « On dit par-tout que « Galatée est encore plus belle qu'elle « n'est cruelle; mais on ajoute que sur « toutes choses elle est spirituelle. Or, « si c'est la vérité, comme cela doit « être, il s'ensuit de son esprit, qu'elle

<sup>(1)</sup> Mas fama tiene Galatea de hermosa que de cruel; pero sobre todo se dice que es discreta: y si esto es la verdad, como lo deve ser, de su discrecion nace el conocerse, y de conocerse estimarse, y de estimarse no querer perderse, y de no querer perderse viene el rea querer contenta. GALATBA, lib. II, pag. 68.

#### AO DES OUVRAGE

« doit se connoître elle-même; de « cette connoissance, qu'elle doit s'es-« timer; de cette estime, qu'elle ne « veut pas se perdre; et de cette vo-« lonté, qu'elle ne veut pas céder à « tes desirs. »

Dans un autre endroit un amant éloigné de sa maîtresse dit en vers (2): « Quoique je paroisse voir, entendre « et sentir, je ne suis qu'un fantôme « formé par l'amour, et soutenu par « la seule espérance.»

Dans tout l'ouvrage, le soleil n'éclaire le monde qu'avec la lumiere qu'il reçoit des yeux de Galatée (3).

<sup>(2)</sup> Y aunque muestro que veo, oigo, y siento, Fantasma soi por el amor formada, Que con sola esperanza me sustento.

<sup>(3)</sup> Ante la luz de unos serenos ojos Que al sol dan luz con que da luz al suelo.

En voilà bien assez pour donner une idée du mauvais goût qui régnoit alors, et auquel Cervantes lui-même n'a pas échappé. Mais au milieu de toutes ces folies on trouve des idées charmantes, du sentiment vrai, bien exprimé, des situations attachantes, les mouvements et les combats du cœur. Voilà ce qui m'a fait choisir la GALATÉE de Cervantes pour en donner une imitation. Jusqu'à présent, personne ne l'a traduite; et ce roman est absolument inconnu aux François.

Comme il est très possible que mon travail ne réussisse point, je dois, pour la gloire de Cervantes, convenir ici de tous les changements que j'ai faits à son ouvrage. GALATÉE, dans l'original, a six livres et n'est point achevée : j'ai réduit ces six livres à trois. et je l'ai finie dans un quatrieme. Presque nulle part je n'ai traduit; les vers sur-tout ne ressemblent à l'espagnol que dans les endroits cités. Je n'ai pris que le fonds des aventures, j'y ai même changé des circonstances quand je l'ai cru nécessaire; j'ai ajouté des scenes entieres, comme le troc des houlettes dans le premier livre ; la sête champêtre et l'histoire des tourterelles dans le second : les adieux au chien d'Élicio dans le troisieme : le quatrieme en entier est de mon invention.

On me reprochera sans doute le trop grand nombre d'épisodes, et le peu d'événements qui arrivent à Galatée: dans Cervantes, il y a deux

sois plus d'épisodes, et Galatée paroît beaucoup moins. Montemayor a fait la même faute dans sa DIANE, qui n'est proprement qu'un recueil d'histoires différentes. Tel étoit le goût du siecle, tels ont été nos grands romans françois, si long-temps à la mode, et dont les auteurs avoient pris les Espagnols pour modeles. Quant aux batailles, aux duels, qu'on sera peut-être étonné de trouver dans un ouvrage pastoral, c'est un tribut que Cervantes payoit à sa nation. Je ne connois point de roman, point de comédie espagnole sans combats. Ce peuple, un des plus vaillants de l'Europe, et sans contredit le plus passionné, a besoin, pour qu'un livre l'amuse, d'y trouver des récits de guerre et d'amour. D'ailleurs, on doit pardonner à Cervantes, qui avoit eu lui-même des aventures extraordinaires, d'avoir imaginé qu'elles seroient vraisemblables dans un roman.

Je n'ai plus qu'un mot à dire sur le jugement que j'ai osé porter de tous les ouvrages de Cervantes. Malgré l'étude particuliere que j'ai faite de sa langue, je ne m'en serois pas rapporté uniquement à moi : mais j'ai été guidé par les lumieres d'un Espagnol (4) qui aime les lettres autant que sa patrie, et qui a de commun avec Cervantes d'être encore plus célebre par ses talents que par ses malheurs.

<sup>(4)</sup> M. le comte de Pilos.

# GALATÉE. LIVRE PREMIER.



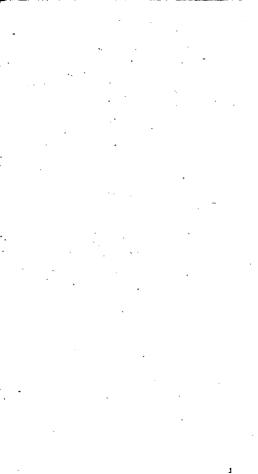



Pourquei punir voe brebis, quand c'est moi que veus veules punir :



## GALATÉE.

### LIVRE PREMIER

AVANT que le soleil ait éclaire nos plaines, Je fais retentir les échos,

Je faugue les bois, les prés et les fontaines Du triste récit de mes maux:

Mais les échos, les bois, les prés et les raisseaux,

Ne penvent soulager mes peines.

Sur les gazons fleuris, à l'ombrage des chênes, Je ne trouve plus le repos;

To gemis, le ramier joint ses plaintes aux miennes , Mes larmes troublent les ruisseaux :

Mais les misseaux, les prés, les bois et les échos,

Ne peuvent soulaget mes peines (i).

<sup>(1)</sup> Y assi un pequeño alivio al dolor mio Mo hallo en monte, en llano, en prado, en rie.

Telles étoient les plaintes d'Élicio, berger des rives du Tage. La nature l'avoit comblé de ses dons; mais la fortune et l'amour ne l'avoient pas traité comme la nature. Depuis long-temps il aimoit Galatée, sans pouvoir encore se flatter d'en être aimé. Galatée étoit une simple bergere du même village qu'Élicio; mais elle eût été la reine du monde, si le monde s'étoit donné à la plus belle et à la plus sage.

C'est de Galatée et d'Élicio que je vais raconter les aventures; j'y joindrai celles de plusieurs amants que l'Amour voulut éprouver : je décrirai les mœurs du village. Vous, qui n'êtes heureux qu'aux champs; vous, ames sensibles, pour qui l'aspect d'une campagne riante, le bruit d'une source d'eau vive, sont des plaisirs presque aussi touchants que celui de faire une bonne action, puissiez-vous trouver quelque douceur à me lire!

De tous les bergers qui aimerent Galatée, Élicio fut le plus tendre et le moins hardi. Son respect n'étoit pas la seule raison de sa timidité: Mœris, pere de Galatée, étoit le plus riche laboureur du canton; Élicio n'avoit pour tout bien qu'une cabane et quelques chevres.

Érastre, son rival, étoit moins pauvre, sans être plus heureux. Érastre, jusqu'alors le plus insensible des pâtres, n'avoit pu résister aux charmes de Galatée; mais il ne se flattoit pas de lui plaire: trop simple pour être aimable, il savoit mieux sentir que s'exprimer; la nature, en le formant, s'étoit contentée de lui donner un bon sœur.

Un jour qu'Élicio, dans un vallon

solitaire, songeoit à celle qu'il aimoit, il vit venir Érastre, précédé de son troupeau, dont il laissoit la conduite à ses chiens. Ces bons animaux sembloient deviner que leur maître étoit trop amoureux pour s'occuper de ses brebis; ils tournoient autour d'elles, pressoient les paresseuses, ramenoient celles qui s'écartoient, et faisoient à la fois leur devoir et celui du berger.

Dès qu'Érastre fut près d'Élicio, J'espere, lui dit-il, que vous n'êtes pas fâché de ce que j'aime Galatée; vous savez qu'il est impossible de ne pas l'aimer. Oui, je consens que mes agneaux, au moment où je les sevrerai, ne trouvent dans les prairies que des herbes venimeuses, s'il n'est pas vrai que mille fois j'ai tenté d'oubliet mon amour. J'ai consulté tous les médecins du pays, aucun n'a pu me guérir, et je viens vous demander la per-

mission de mourir avec mon mal. Vous ne risquez rien en me l'accordant: puisque vous, qui êtes le plus aimable des bergers, vous ne pouvez attendrir Galatée, que craignez-vous d'un pâtre comme moi?

Élicio sourit à ce discours: Mon ami, lui dit-il, je n'ai pas le droit d'être jaloux; tes chagrins sont les miens, ils doivent nous rendre chers l'un à l'autre. Dès ce moment ne nous quittons plus; nous parlerons de Galatée, et l'amitié soulagera sans doute les peines que nous cause l'amour.

Les deux rivaux, devenus amis, alloient accorder leurs musettes quand
Galatée, avec son troupeau, parut sur
la colline. Un simple corset, un jupon
d'étoffe commune composoient toute
sa parure; sa taille seule rendoit cet
habit charmant: ses longs cheveux
blonds flottoient sur ses épaules; un

Érastre lui cria de loin: Puisses-tu devenir amourense de quelqu'un qui te traite comme tu nous traites! Puisses-tu.... Il en auroit dit davantage si Galatée, en s'éloignant toujours, ne s'étoit mise à chanter. L'amant le plus en colere aime encore mieux écouter sa maîtresse, que de lui dire des injures. Érastre se tut; Galatée chanta ces paroles:

Les soins de mon troupeau m'occupent toute en tiere, C'est de mes seuls agneaux que dépend mon bonheur; Quand j'ai trouvé pour eux une fontaine claire, S'ils sont contents, rien ne manque à mon occur,

Je dors toute la nuit: quand l'aube va paroître,
Sans crainte et sans desir je vois venit le jour;
Ce doux repos m'est cher: je ne veux point commoître
'Ge vieux ensant que l'on appelle Amour.

Que les loups et l'Amour soient loin de ma retraîte.
Trop heureuses brebis, un chien sûr vous défend :
Pour me défendre, hélas! je n'ai qu'une houlette;
Mais c'est usses pour combante un enfant.

En achevant sa chanson, Galatée étoit arrivée au ruisseau des Palmiers. Florise l'attendoit : Florise, sa meilleure amie, la confidente de ses plus secretes pensées. Elles s'assirent au bord de l'eau, et s'amusoient à cueillir des fleurs, lorsqu'elles apperçurent une bergere qui leur étoit inconnue. Cette étrangere, jeune et belle, paroissoit accablée d'un chagrin profond. De temps en temps elle s'arrêtoit, soupiroit, et regardoit le ciel avec des yeux mouillés de larmes. Trop occupée de ses malheurs pour appercevoir Galatée, elle s'approcha du ruisseau, prit de l'eau dans sa main, et lava ses yeux fatigués de pleurer. Hélas! ditelle, il n'y a point d'eau qui puisse éteindre le feu dont je suis consumée!

Galatée et Florise coururent vers l'étrangere : Si le ciel, lui dirent-elles, set aussi tout hé devos pleurs que nous le sommes, bientôt vous n'aurez plus sujet d'en répandre. Nous plaignons vos malheurs sans les connoître: souvent on les soulage en les racontant; mais nous n'osons vous demander un récit qui peut coûter à votre cœur. Ce récit, répondit l'inconnue, me privera peut-être de l'amitié que vous semblez me promettre. Quand vous saurez que l'amour a causé mes maux, puis-je espérer que vous les plaindrez encore? Les bergeres, après l'avoir rassurée, la conduisirent dans un bosquet écarté; elles s'assirent à l'ombre, et l'étrangere commença son histoire.

Mon village est sur les rives de l'Hénarès, célebre par la fraîcheur de son onde: mon père est laboureur; les travaux champêtres occupoient seuls ma vie: tous les matins, je menois paître mes brebis. Seule au milieu des bois, la solitude ne m'ennuyoit point; j'écoutois les oiseaux, je chantois avec eux, je cueillois la rose vermeille, le lis sans tache, l'œillet bigarré; un bouquet rendoit heureuse ma journée: je n'aimois rien que mes agneaux; je ne cherchois dans la campagne que des fleurs et de l'ombre.

Combien de fois me suis je moquée des larmes et des soupirs de quelques bergeres qui me conficient leurs amours! Je me souviens qu'un jour la jeune Lidie vint se jetter à mon cou, et me baigna de ses pleurs. Alarmée de son désespoir, j'essuic ses yeux en l'embrassant; je lui demande avec tendresse quel affreux malheur lui coûte tant de larmes. Ton pere est-il mort? m'écriai-je; as-tu perdu ton troupeau? Ah! ma chere Téolinde, me réponditelle, rien ne peut me consoler...... Il est parti.... il est parti.... et ce matin j'ai vu la bergere Léocadie avec le ruban couleur de rose que j'avois donné l'autre jour à cet ingrat. Je vous avoue, aimables bergeres, que je ne pus m'empêcher de rire à ce récit entrecoupé de sanglots. Lidie en fut offensée; elle me regarda, baissa la tête, et s'éloigna de moi. Je voulus la retenir: Téolinde, me dit-elle, puissiezvous connoître un jour le mal que je souffre, et trouver dans vos confidentes la pitié que je trouve en vous! Tel fut son souhait: peut-être est-ce vous, bergeres, qui l'accomplirez aujourd'hui.

J'étois libre et heureuse; je ne le fus pas long-temps. Un jour, c'étoit la veille de la fête du village, j'étois allée avec plusieurs bergeres chercher des rameaux et des fleurs pour en orner notre temple: nous trouvâmes sur le chemin une troupe de bergers assis à l'ombre des myrtes; tous étoient nos amis ou nos parents: ils vinrent audevant de nous. Six d'entre eux s'offrirent pour aller chercher les rameaux dont nous avions besoin: nous acceptâmes leur offre, et nous demeurâmes avec le reste de leurs compagnons.

Parmi ces jeunes gens étoit un étranger que je voyois pour la premiere fois. À peine je l'eus regardé, que je sentis courir dans mes veines un feu qui m'étoit inconnu : je me doutai pourtant de ce que c'étoit. Lidie étoit là ; je pensai tomber aux genoux de Lidie, et lui demander pardon de ne pas avoir plaint dans elle le mal que je sentois déja.

Il étoit aisé de lire sur mon visage ce qui se passoit dans mon ame; mais tout le monde étoit occupé de l'étranger. On lui demandoit d'achever une chanson que notre arrivée avoit interrompue: il la reprit, et je tremblaf qu'elle ne parlât d'amour. S'il est amoureux, me disois-je, il ne doit songer qu'à l'amour. Heureusement il ne chanta que les plaisirs de la vie pastorale, et les moyens de conserver les troupeaux: il ne dit rien de ce qui faît mourir les bergeres.

À peine avoitil achevé, que nous vîmes revenir ceux qui étoient allés nous couper des rameaux. Ils en étoient si chargés, que, marchant sur la même ligne, serrés les uns contre les autres, on auroit cru voir s'approcher une petite colline toute couverte de ses arbres. Quand ils furent près de nous, ils entonnerent une ronde villageoise à laquelle nous répondîmes. Bientôt ils déposerent leurs fardeaux, et vinrent offrir à chaque bergere une guirlande de différentes fleurs. Nous acceptâmes leurs dons, et nous nous

disposions à retourner au village, lorsque le plus vieux d'entre eux, nommé Éleuco, nous arrêta; il faut, dit-il, que chacune de vous nous récompense de nos peines en donnant sa guirlande à celui qu'elle aimera le mieux. Cela est trop juste, répondit une de mes compagnes en posant sa guirlande sur la tête de son cousin: les autres suivirent son exemple, et choisirent toutes un de leurs parents. Je restai la dernière, et par bonheur je n'avois point là de cousin.

Je sis semblant d'étre incertaine; puis m'approchant de l'inconnu: Je vous donne cette guirlande, lui dis-je, au nom de toutes mes compagnes, pour vous remercier du plaisir que nous a fait votre chanson. Je prononçai ce peu de mots tout d'une haleine, sans oser lever les yeux sur celui que je couronnois; et ma main trembloit si fort, que la guirlande pensa m'échapper.

L'étranger reçut mon bienfait avec reconnoissance et modestie : il saisit l'instant où personne ne pouvoit l'entendre pour me dire à voix basse : Je vous ai payé bien cher la guirlande que j'ai reçue : vous ne m'avez donné que des fleurs; et moi...... Il ne put achever. Mes compagnes me pressoient de partir : je ne lui répondis pas; mais je le regardai le plus long-temps qu'il me fut possible. Je ne m'occupai que de lui pendant le chemin; je ne songeai qu'à lui quand je fus arrivée.

Le lendemain, jour de la fête, après avoir adoré l'Éternel, tous les habitants du village et des environs se rassemblerent sur la grande place pour s'exercer à différents jeux champêtres. Une troupe de jeunes gens, fiers de leur âge, de leur force, de leur agilité, se présentent pour disputer le prix de la lutte, du saut, de la course. Chacun d'eux paroît devoir l'emporter. Je ne m'intéressois que pour un seul: mes vœux furent exaucés. Artidore, c'étoit le nom de mon étranger, fut vainqueur dans tous les jeux, fut applaudi par tout le monde. Alanio, disoit-on, court mieux que Silvain; Marsille est plus fort que Lisandre: mais Artidore l'emporte sur tous. J'écoutois ces paroles, et n'osois pas les redire: mais je faisois semblant de ne pas les avoir entendues, pour me les faire répéter.

Ce beau jour finit. Le lendemain, nous nous rassemblâmes une douzaine de jeunes filles, l'élite du village. Précédées d'une musette, et nous tenant toutes par la main, nous allâmes gagner en dansant une prairie où nous trouvâmes Artidore avec tous nos jeunes gens. Des qu'ils nous virent, ils coururent se mêler à notre danse; chaque berger sépara deux bergeres, et rompit notre chaîne pour la doubler. Alors les flûtes, les tambourins, se joignirent à motre musette: la danse devint plus vive, et mon bonheur voulut que ma main se trouvât dans celle d'Artidore. Le saisissement que cette main me causa pensa me faire rompre la chaîne. Artidore s'en apperçut, et m'enleva fortement en me pressant contre son sein: le remede étoit pire que le mal.

La danse finie, nous nous assîmes sur l'herbe. Tout le monde desiroit d'entendre chanter Artidore: il y consentit. Je n'ai jamais oublié sa chanson; et je vais vous la répéter, malgréles pleurs que je donnerai peut-être à un si doux souvenir. Jamais nous ne verrions briller un jour serein, Toujours par la douleur l'ame seroit flétrie, Si l'amour ne venoit consoler notre vie, Bt semer quelques fleurs sur ce triste chemin. Amour, l'on doit bénir tes chaînes:

Amour, l'on doit bénir tes chaînes : Si deux amants ont à souffrir, Ils n'ont que la moitié des peines ; Et tu sais doubler leur plaisir.

Il n'est point de malheur pour un amant aimé; D'un seul mot, d'un souris, dépend sa destinée: Le sort voudroit en vain la rendre infortunée; On lui dit, 12 vous AIME, et son cœur est calmé.

Amour, l'on doit bénir tes chaînes: Si deux amants ont à souffrir, Ils n'ont que la moitié des peines; Et tu sais doubler leur plaisir.

L'autre jour deux amants, à l'ombre d'un tilleul, Sur leur hymen futur se contoient leurs alarmes; l'entendis qu'ils disoient, en essuyant leurs larmes, Souffiir deux est plus doux que d'être heureux tout seul.

Amour, l'on doit bénir tes chaînes : Si deux amants ont à souffrir , Ils n'ont que la moitié des peines ; Et tu sais doubler leur plaisir.

Il étoit temps de retourner au village : chaque berger offrit le bras à sa bergere. Soit hasard, soit adresse. Artidore me donna la main. Nous marchions en silence, sans oser nous regarder; mais chacun de nous deux observoit l'instant où l'autre ne pouvoit le voir, pour lui jetter un coupd'œil; et dès que nos yeux se rencontroient, ils se baissoient vers la terre. Enfin je lui dis : Artidore, le peu de jours que vous nous donnez vous sembleront des années, si vous avez laissé dans votre village quelqu'un qui vous soit cher. Je donnerois tout ce que je possede, me répondit-il, pour que ces heureux jours durassent autant que ma vie. = Vous aimez donc bien les fêtes? = Ah! ce ne sont pas les sêtes..... Il sit un soupir; je soupirai aussi : il me serra la main ; je ne crois pas le lui avoir rendu.

Nous en étions là, lorsque le vieux Éleuco, dont on respectoit tous les avis, proposa de chanter une ronde, pour rentrer dans le village aussi gaiement que nous en étions sortis. Je m'en chargeai volontiers; et saisissant cette occasion de donner quelques avis à Artidore, voici la ronde que je chantai en le regardant:

Voulez-vous être heureux amant?
Soyez guidé par le mystere;
Celui qui sait le mieux se taire
En amour est le plus savant.
Pour être aimé soyez discret;
La clof des cœurs, c'est le secret (1).

<sup>(1)</sup> En los estados de amor Nadie llega a ser perfeto Sino el honesto y secreto. Para llegar al suave Gusto de amor, si se acierta, Es el secreto la puerta, Y la honestidad la llave.

En vain de l'amour on médit, Le secret épure sa flamme; L'amour est la vertu de l'ame Quand le mystere le conduit. Pour être aimé soyez discret; La clef des cœurs, c'est le secret.

Souvent un seul mot peut ravir Le prix d'une longue constance; (2) Cachez jusqu'à votre souffrance Pour savoir cacher le plaisir. Pour être aimé soyez discret; La clef des cœurs, c'est le secret.

Ne confiez qu'à votre cœur
Vos succès et votre victoire;
Tout ce que l'on perd de la gloire
Retourne au profit du bonheur.
Pour être aimé soyez discret;
La clef des cœurs, c'est le secret.

<sup>(2)</sup> Es ya caso averiguado, Que no se puede negar, Que a vezes pierde el hablar Lo que el callar ha ganado.

Pignore si ma chanson plut à Artidore; mais il en profita. Pendant tout le séjour qu'il fit avec nous, il mit tant de circonspection, tant de prudence dans les soins qu'il me rendit, que la langue la plus maligne ne trouva pas un seul mot à dire.

J'étois certaine d'être aimée, et je n'avois pu cacher à mon amant que mon cœur étoit à lui. Nous étions convenus qu'il retourneroit à son village, comme il l'avoit annoncé; et que peu de jours après il enverroit un ami de sa famille me demander à mon pere. Nous étions sûrs tous deux que nos parents consentiroient à ce mariage a tout sembloit d'accord avec nos projets, quand, deux jours avant le départ d'Artidore, mon malheur fit revenir ma sœur jumelle d'un village voisin où elle étoit allée voir une de mes tantes.

Cette sœur, par une fatalité bien rare, est mon portrait vivant. Son visage, sa taille, sa voix, tout est si semblable entre nous deux, que nos parents nous donnoient des habits différents pour nous reconnoître. Mais nos caracteres sont bien loin de cette ressemblance; et si nos cœurs avoient été jumeaux, je ne verserois pas tant de larmes.

Dès le lendemain de son retour, ma sœur fit sortir le troupeau, et le conduisit au pâturage avant que je fusse éveillée. Je voulus aller la rejoindre; mais mon pere me retint toute la journée: il fallut renoncer à l'espérance de voir Artidore. Le soir ma sœur revint, et me dit avec mystere qu'elle avoit à me parler de quelque chose d'important. Le cœur me battit; je devinai mon malheur. J'allai m'enfermer avec elle: jugez de ce que

je devins en entendant ces paroles:

Ce matin, ma sœur, je conduisois le troupeau sur les rives de l'Hénarès, lorsque i'ai vu venir à moi un jeune berger qui m'est inconnu : il m'a saluée, et m'a pris la main avec une familiarité qui m'a surprise et offensée. Mon silence, et l'altération qu'il a dû remarquer sur mon visage, n'ont pas été capables d'arrêter ses transports. Eh quoi! ma belle Téolinde, m'a-t-il dit, ne reconnoissez-vous pas celui qui vous aime plus que lui-même? J'ai bien vu, ma sœur, que j'étois prise pour vous; mais comme votre réputation m'est chere, et qu'un berger aussi hardi pourroit lui faire grand tort, j'ai voulu vous débarrasser pour jamais de cet importun. Je me suis gardée de lui dire qu'il se trompoit; et, prenant le ton que Téolinde auroit dû toujours avoir, j'ai répondu à ses discours avec une herté, avec un dédain qui l'ont fort étonné; ce qui ne vous justifie pas trop, ma sœur, Mais, heureusement pour vous, mes paroles lui ont fait impression; il m'a quittée en me nommant perfide, ingrate; et je crois pouyoir vous répondre que vous ne le reverrez plus.

Vous comprenez, aimables bergeres, combien je souffrois pendant ce récit. J'aurois donné la meitié de ma vie pour être au lendemain, pour aller à l'instant même détromper mou malheureux amant. Ah! que la nuit me parut longue! Les étoiles brilloient encore, que j'étois déja dans les champs. Jamais mes pauvres brebis n'avoient marché si vîte. J'arrive à l'endroit où j'avois coutume de trouver Artidore; je le cherche, je l'appelle, je parcours le rivage, le bois, la campagne; je ne trouve point Artidore. Reviens, m'é-

crié-je; reviens, mon bien aimé: voici la véritable Téolinde, celle qui ne vit que pour t'aimer. L'écho répete mes paroles; et Artidore ne vient point. Enfin, lassée de tant de recherches, je vais m'asseoir au pied d'un saule, et j'attends que le jour soit plus grand, pour parcourir de nouveau tous les lieux que j'avois parcourus.

A peine l'aube du matin laissoit distinguer les objets, que j'apperçois des caracteres tracés sur l'écorce d'un peuplier blanc. Je regarde, je reconnois la main d'Artidore, et je ne sais comment je pus lire sans mourir les vers que voici:

Vous dont l'inconstance égale la beauté,

Vous qui comptez pour sien vos serments et ma vie,

Vous ordonnes qu'elle me soit ravie:

Elle est à vous, comme ma liberté. J'obéirai, cruelle, à votre ordre terrible; Vous ne me verrez plus : mais, à mon dernier jour,

## GALATÉE.

74

Je veux parler de mon amour;
Oui, je veux répéter à votre ame insensible
Le serment que je sis, hélas! pour mon malheur:
En l'écrivant sur l'écorce flexible,
Il restera gravé mieux que dans votre cœur.
Adien; jusqu'au tombeau le mien vous a chérie;
Pour ne plus vous le dire, il a fallu mourir;

Si mon trépas vous arrache un soupir, Ma mort sera plus douce que ma vie (1).

Je lus deux fois, sans pleurer, ces tristes adieux: je voulus les relire encore, mais les larmes m'en empêcherent; et si ces larmes n'étoient venues, je serois morte sur-le-champ. La douleur m'ôta dès ce moment le peu de raison que l'amour m'avoit laissé. Je résolus de tout abandonner pour courir après Artidore. Je voulois partir

<sup>(1)</sup> Las letras que fijaré
En esta aspera corteza,
Creceran con mas firmeza
Que no ha crecido ta fé s

sur-le-champ; mais je ne pouvois quitter ce peuplier où mon arrêt étoit tracé. J'essaie' inutilement d'enlever cette écorce; je la baise mille fois, je la baigne de mes pleurs, et je prends la fuite à travers la campagne, en répétant les derniers mots que j'avois lus.

J'arrive sur ces bords; ils ne sont pas éloignés de la patrie de mon amant. Jusqu'à présent personne n'a pu me donner de ses nouvelles. Je veux le chercher encore quelques jours; mais si ma recherche est vaine, si mon Artidore n'est plus, mon parti est pris, je le suivrai: oui, s'écria-t-elle en fondant en larmes, je le suivrai; c'est ma derniere espérance.

> Y en caso tan desdichado, Tendre por dulce partido, Si fui vivo aborrecido, Ser muerto, y por ti llorado.

Tel fut le récit de Téolinde. Galatée et Florise s'efforcerent de la consoler: Restez ici, lui dit Galatée, nous vous aiderons à retrouver Artidoré; et, jusqu'à ce moment, nous le pleurerons avec vous. Téolinde, touchée de ces offres, embrassa Galatée, et lui promit de ne pas la quitter de quelques jours.

Le soleil s'étoit couché, et les trois bergeres rassemblerent le troupeau pour le ramener au village. Elles n'étoient pas encore à la moitié du chemin, quand Galatée s'apperçut qu'elle avoit oublié sa houlette : elle pria Florise et l'étrangere de veiller à ses brebis, et retourna seule pour la chercher. Elle découvrit bientôt à travers les arbres un vieux berger, nommé Lénio, assis à la place qu'elle avoit occupée : il tenoit dans ses mains la houlette qu'elle venoit reprendre,

Dans le même instant, Élicio, qui retournoit à sa cabane avec son petit troupeau de chevres, vint à passer; et reconnoissant la houlette de Galatée, il s'arrête en regardant Lénio d'un air étonné. Galatée, attentive au mouvement d'Élicio, se cache derriere un buisson pour écouter ce qu'il va dire.

De qui tiens-tu cette houlette? demande Élicio d'une voix anímée. Je
viens de la trouver ici, lui répond le
vieux berger, et je la destine à Bélise,
qui ne refusera pas un si beau présent.

Je souhaite que tu puisses attendrir
Bélise par le don de cette houlette;
mais la mienne est encore plus belle:
regarde comme l'écorce adroitement
enlevée semble former tout autour
une branche de lierre. Que veux-tu
que je te donne pour la changer contre
celle que tu tiens? — Je veux la plus
belle de tes chevres. — Ah! j'y consens:

je n'en ai que six, les voilà; tu peux choisir. Le vieux Lénio n'eut pas de peine à se décider : des six chevres d'Élicio, une seule étoit près de mettre bas; ce fut celle-là qu'il choisit. Elicio transporté lui donna la chevre, changea de houlette, et l'embrassa de tout son cœur. Les deux bergers, également satisfaits, se séparcrent; et Galatée, toute pensive, rejoignit Florise et Téolinde, qui lui demanderent des nouvelles de sa houlette. Quelqu'un l'a prise, répondit la bergere; mais je n'y ai pas de regret.

Cependant les ombres de la nuit commençoient à noircir les montagnes; les oiseaux, rassemblés sous le feuillage, se disputoient avec un murmure confus la branche où ils passeroient la nuit : on entendoit de tous côtés les chalumeaux des bergers, et les sonnettes des brebis qui s'appro-

choient du village. Les bergeres, en y rentrant, trouverent de grands apprêts de fêtes: on leur en dit le sujet. Daranio, un des plus riches laboureurs, devoit épouser le lendemain Silvérie, dont les yeux bleus faisoient toute la dot. Le prodigue amant vouloit célébrer son bonheur par la noce la plus brillante. Il y avoit invité tous les bergers des villages voisins; et le fameux Tircis, qui n'avoit point d'égal dans l'art de chanter ou de jouer de la flûte, venoit d'arriver avec son ami Damon. Téolinde espéra qu'Artidore pourroit se trouver à ces noces; elle résolut d'y suivre Galatée. Tous les bergers se préparerent aux jeux et aux combats qui devoient remplir cette belle journée.

# LIVRE SECOND

Quand pourrai-je vivre au villa quand serai je le possesseur d'une tite maison entourée de cerisiers! auprès seroient un jardin, un verge une prairie, et des ruches : un ra seau bordé de noisettiers environt roit mon empire; et mes desirs passeroient jamais ce ruisseau. Lià coulerois des jours heureux; le at vail, la promenade, la lecture, occ percient tous mes moments. L'aure de quoi vivre; j'aurois encore de qua donner: car sans cela point de richesses x'est n'avoir' rien que de n'avoir que pour soi. Si je pouvois jouir de tous ces biens avec une épouse sage et douces et voir nos enfants, jouant sur le gai zon, se disputer à qui courra le mieux pour venir embrasser leur mere, ie



de ne peus plus aimer, et je ne peus mourir.

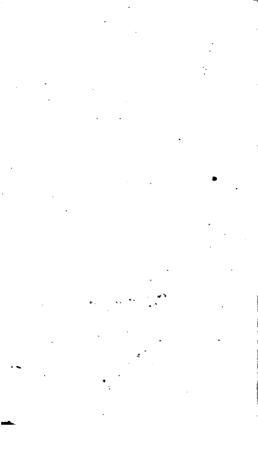

croirois devoir exciter l'envie de tous les rois de l'univers.

Tel étoit le sort des bergers dont j'écris l'histoire : un doux mariage couronnoit presque toujours une longue passion. Daranio, amant aimé de Silvérie, alloit devenir son époux. Au lever de l'aurore, tous les habitants du village et des alentours étoient déja sur la grande place: l'un avoit fait des guirlandes pour en orner la porte de la maison des mariés; l'autre, avec son tambourin et sa flûte, leur donnoit une joyeuse aubade : ici, l'on entendoit la champêtre musette; là, le violon harmonieux; plus loin, l'antique psaltérion : celui-ci mettoit des rubans à ses castagnettes, celui-là des bouquets à son chapeau; chacun vouloit plaire à sa maîtresse : tous étoient animés par l'amour et par la joie.

Les nouveaux mariés ne se firent

pas attendre: on les vit arriver parés de leurs plus beaux habits. Galatée et les jeunes filles conduisoient Silvérie; Élicio et les bergers entouroient Daranio. Cette aimable troupe prit le chemin du temple, au bruit de tous les instruments.

Après s'être juré une éternelle fidélité, les deux époux retournerent à la grande place; et toutes les jeunes filles coururent chercher les présents qu'elles destinoient à la mariée. L'une revient offrir à Silvérie un panier de fruits; l'autre porte dans son chapeau les œufs frais que ses poules ont pondus: celle-ci donne la poule même; celle-là un jeune coq: toutes, sans regret et sans vanité, font une offrande proportionnée à leurs richesses.

Galatée approche à son tour; elle apportoit deux tourterelles qu'un valet de son pere venoit de prendre au filet. La bergere craignoit de leur faire mal; et ses deux mains pouvoient à peine suffire pour tenir les deux oiseaux : leurs ailes blanches, leurs becs couleur de rose, s'échappoient sans cesse entre ses doigts. Elle se presse d'arriver à Silvérie; et la saluant d'un air gracieux: Ma bonne amie, lui ditelle, voici des oiseaux qui veulent vivre avec vous : je vous prie de les recevoir : tous les époux fideles leur doivent un asyle. En disant ces mots, elle présente les colombes. Silvérie avance ses mains pour les prendre ; Galatée ouvre les siennes: les deux oiseaux profitent du moment, ils s'échappent en rasant de l'aile le visage des deux bergeres, et s'élevent dans les airs. Silvérie étonnée, Galatée presque triste, les suivent des yeux, et les perdent bientôt de vue : alors elles se regardent sans rien dire; et tout le monde rit, excepté Galatée.

## B4 GALATÉE.

Elicio s'approcha d'elle, et lui dit à voix basse: Ces oiseaux vous ont punie de ce que vous ne les gardiez pas: mais ils auront besoin de vous revoir, et j'ose vous répondre qu'ils reviendront vous trouver. Je n'y compte pas, dit Galatée, et je m'en console s'ils sont plus heureux. Aussitôt elle envoya chercher dans sa bergerie un bel agneau qui remplaça les tourterelles.

Pendant que l'on offroit les présents, plusieurs tables s'étoient dressées sous une épaisse feuillée : elles sont bientôt couvertes de mets. Daranio, qui donnoit la fête, fait asseoir les meres, les vieillards et les jeunes filles; les jeunes garçons restent debout pour les servir. Plus loin, sur une espece de théâtre soutenu par des tonneaux, des musiciens vont se placer. La symphonie commence; on l'interrompt souvent par des cris de joie: le plaisir, la gaieté, brillent sur tous les visages; on parle, on écoute, on rit tout à la fois: tout le monde est content, tout le monde est heureux: on croiroit que chaque berger vient d'épouser sa maîtresse.

Pour que rien ne manque à la fête, quand le repas est achevé, Daranio propose un combat pastoral: Silvérie détachesa guirlande, et déclare qu'elle sera le prix de celui qui chantera le mieux sa bergere. Alors les instruments se taisent, toutes les jeunes filles regardent leurs amants, tous les bergers se préparent à chanter. Érastre même veut entrer en lice; mais le fameux Tircis se leve, et Érastre va se rasseoir. Personne n'ose combattre avec Tircis. Le seul Élicio se présente: Berger, lui dit-il, je ne prétends pas yous disputer la guirlande; mais je

veux célébrer celle que j'aime. Un profond silence regne dans l'assemblée; les deux rivaux chantent alternativement ces paroles:

Tircis.

La charmante Philis est celle que j'adore; L'Amour et ma Philis soutiendront mes accents. Vous qui la connoissez, n'écoutez pas mes chants; J'ai prononcé son nom, que puis-je dire encore?

ÉLICIO

Je veux cacher le nom de l'objet qui fit naître Ce feu dont je me sens embrasé pour jamais : Hélas! je me trahis si je peins ses attraits ; Comme elle est la plus belle, on va la reconnoître.

TIRCIS.

La pomme colorée est la fidele image
Du teint vif et brillant de ma chere Philis;
Ses regards languissants, l'arc de ses noirs sourcils,
Retiennent tous les cœurs dans un doux esclavage.

ÉLICIO.

La rose au teint vermeil, la neige éblouissante, Ressemblent aux appas dont je suis enchanté :

## Livre II.

Cette neige résiste aux ardeurs de l'été; L'hiver ne flétrit point cette rose brillante. (1)

#### TIRCIS.

Philis depuis deux ans cause seule mes peines; Je l'aimai dès le jour où je vis ses yeux bleus: L'Amour m'attendoit là, caché dans ses cheveux, (s) Et de ses tresses d'or il fit pour moi des chaînes.

É LICIO,

L'Amour depuis long-temps me tient sous sa puissance.

Quand j'apperçus l'objet dont je suis amoureux,
Je vis l'enfant ailé sourire dans ses yeux;
Dans mon cœur aussitôt je sentis sa présence.

## TIRCIS.

Comme un miroir brisé mille fois nous présente L'objet qu'il multiplie à nos regards surpris : De même un seul coup-d'œil de ma belle Philis Grave dans tous les cœurs son image charmante. (3)

<sup>(1)</sup> La blanca nieve, y colorada rosa, Que el verano no gasta, ni el invierno, &

<sup>(2)</sup> En las rubias madejas se escondia.

<sup>(3)</sup> No se ven tantos rostros figurados En roto espejo, o hecho por tal arte, Que si uno en el se mira, retratados Se ve una multitud en cada parte.

## ÉLICIO

Comme un agneau bélant qui demande sa mere Saute et bondit de joie en la voyant venir : De même vous verriez nos bergers tressaillir Quand à leurs yeux charmés vient s'offrir ma bergers.

#### TIRCIS.

Je garde à ma Philis, pour le jour de sa fête,

Deux chevreaux tachetés qu'avec soin je nourris:

Pen serai trop payé, si je reçois pour prix

Les bluets dont Philis a couronné sa tête.

## ÉLICIO.

Je ne peux rien offrir à la beauté que j'aime : Hélas! je n'eus jamais que mon cœur et mon chien. Mon cœur depuis long-temps est devenu son bien; Mon chien la suit déja comme un autre moi-même.

Les deux bergers cesserent de chanter. Silvérie incertaine auroit voulu donner deux prix. Vos talents sont égaux, leur dit-elle; je n'ose et je ne puis choisir. Que chacun de vous reçoive une branche de laurier; et souffrez que la guirlande appartienne à ma meilleure amie. En disant ces mots, elle offrit à Tircis et à Élicio deux couronnes égales; et se retournant vers Galatée, elle posa la guirlande sur sa tête.

La musique donna bientôt le signal de la danse. Élicio vint prier Galatée de danser avec lui. La bergere rougit, et accepta. Auriez-vous desiré, lui dit Élicio d'une voix tremblante, que Tircis eût remporté le prix? Non, répondit Galatée; j'aurois été fàchée, pour l'honneur de notre village, de vous voir vaincu par un étranger. Après ce peu de mots, ils n'oserent plus se parler.

La nuit vint, et tout le monde alla souper chez Daranio, excepté Galatée, qui ramena chez elle Florise et la triste Téolinde. Dès que ces trois bergeres furent parties, Élicio prit le chemin de sa cabane avec Érastre, Tircis et Damon: ces deux derniers étoient depuis long-temps les bons amis d'Élicio, et connoissoient son amour et ses peines.

Ils n'avoient pas fait encore beaucoup de chemin, lorsqu'en passant au
pied d'un antique hermitage situé sur
une petite colline, ils entendirent le
son d'une harpe. Arrêtons-nous, leur
dit Érastre, pour écouter la voix d'un
jeune homme qui depuis quinze jours
est venu se faire hermite ici. Je lui ai
parlé plusieurs fois. D'après ses discours, je crois que c'est un grand seigneur que ses malheurs ont forcé de
quitter le monde : et si Galatée continue à me traîter aussi mal, j'ai le projet de me faire hermite avec lui.

Ces paroles d'Érastre inspirerent aux bergers le desir de connoître l'hermite. Ils monterent la colline sans bruit, et découvrirent bientôt un jeune homme de vingt-deux ans à-peu-près, assis sur un morceau de roc : il étoit vêtu d'une bure grossiere; une corde lui servoit de ceinture; ses jambes et ses pieds étoient nus : il tenoit dans ses mains une harpe dont il tiroit des sons plaintifs; ses yeux humides étoient tournés vers le ciel, et deux longues larmes sillonnoient ses joues. Le silence de la nuit; la clarté pâle de la lune, la sainte horreur de l'hermitage, tout sembloit préparer l'ame aux accents tristes de l'hermite. Après avoir préludé quelque temps, il chanta ces paroles:

En vain j'adresse au ciel une plainte importune;
Le ciel n'écoute plus mes accents douloureux:
Le redoutable amour, la volage fortune,
Tout, jusqu'à l'amitié, seul bien des malheureux,
Semblent se réunir pour combler ma misere.
Je remplis mon destin; je suis né pour souffrir:

Mon cœur n'a plus rien sur la terre; Je ne peux plus aimer, et je ne peux mourit. Pure et sainte amitié, doux charme de la vie ,

Je l'immolai l'amour; mais qu'il m'en a coûté!

Rends du moins le repos à mon ame flétrie:

On dit que tu suffis pour la félicité.

Loin de me soulager, tu combles ma misere.

Je remplis mon destin; je suis né pour souffir:

Mon cœur n'a plus rien sur la terre; Je ne peux plus aimer, et je ne peux mourir.

L'hermite se tut: sa tête se pencha sur son épaule, ses mains quitterent les cordes de la harpe, et tomberent sans mouvement à ses côtés. Les bergers coururent à son secours; Erastre le prit dans ses bras, et le fit revenir à lui. L'hermite le regarda long-temps, comme quelqu'un qui se réveille au milieu d'un songe effrayant: Berger, lui dit-il, les soins que vous me donnez ne font que prolonger mes maux, et une vaine reconnoissance est tout ce que je puis vous offrir. Vous pouvez nous raconter vos malheurs, lui dit Tircis; la tendre amitié que déja vous nous avez inspirée est digne de cette confiance. Ah! l'amitié... reprit l'hermite, quel nom avez-vous prononcé! Mais je ferai ce que vous desirez. Je vous ai plus d'une obligation; c'est dans votre village que je vais demander le peu d'aliments nécessaires à ma triste existence; on m'en donne toujours plus qu'il ne m'en faut. Puisque je vous dois ma vie, il est juste que vous en connoissiez les peines. À ces mots, les bergers se presserent autour de lui, et le jeune hermite commença son récit.

Dans l'ancienne et fameuse ville de Xérès, (1) dont Minerve et Mars ont

<sup>(1)</sup> En la antiqua i famosa ciudad de Xérès, cuyos moradores de Minerva i Marte son favorecidos, &c.

toujours protégé les habitants, vivoit un jeune cavalier nommé Timbrio. Sa haute' valeur étoit la moindre de ses qualités. Entraîné par une sympathie invincible, je mis tout en œuvre pour obtenir son amitié: je réussis. Toute la ville oublia bientôt les noms de Timbrio et de Fabian, c'est le mien; et l'on nous appella simplement LES DEUX

Noûs méritions un si doux surnom: toujours ensemble, nos belles années passoient comme des instants; nos seules occupations étoient les exercices de Mars; nos délassements, la chasse; nos passions, l'amitié. Ce bonheur dura jusqu'au jour, le plus fatal de ma vie, où Timbrio eut une querelle avec un cavalier nommé Pransile. La famille de mon ami l'obligea de s'éloigner: mais il écrivit à Pransile qu'il alloit à Naples, où il le trouveroit toujours prêt à terminer leur disférend comme il convient à des gentilshommes.

J'étois malade, et hors d'état de suivre mon ami. Notre adieu fut mêlé de beaucoup de larmes: je lui promis de le rejoindre aussitôt que ma santé me le permettroit. Mais je sentis bientôt que son absence me fatiguoit plus que ma maladie, et sachant qu'il y avoit à Cadix quatre galeres qui appareilloient pour l'Italie, je résolus de m'embarquer. L'amitié me donna les forces que la convalescence me refusoit: je me rendis à bord; le vent seconda mes projets, et me fit arriver à Naples en peu de jours.

Il étoit nuit quand je descendis sur le port. En traversant une rue, j'entendis un cliquetis d'épées, et j'apperçus un homme qui, le dos appuyé contre une muraille, se défendoit seul ò

contre quatre assassins. Je vole à son secours; j'étois suivi de plusieurs valets qui me secondent. Cette attaque imprévue fait prendre la fuite aux quatre lâches; je cours à l'inconnu, je lui parle, je l'envisage; c'étoit Timbrio.

Je le serrai dans mes bras en versant des larmes de joie; mais je-payai bien cher le plaisir d'une si douce réunion: mon ami étoit blessé; et, l'émotion que lui causa ma vue achevant d'épuiser ses forces, il tomba dans mes bras, évanoui et tout sanglant. J'envoie chercher du secours; Timbrio revient à lui: un chirurgien visite sa blessure, et me répond qu'elle n'est pas mortelle. Cette assurance me console: nous faisons un brancard de nos bras, et nous portons chez lui mon malheureux ami.

Ce fut là que j'appris la cause de cet &sassinat. Timbrio, en arrivant à Naples, avoit remis des lettres d'Espagne à un des premiers citoyens de la ville, dont la famille étoit espagnole, Reçu dans sa maison comme un compatriote aimable, mon ami n'avoit pu résister aux charmes de sa fille aînée Nisida, la plus belle et la plus sage des Napolitaines. Son respect et sa timidité ne lui permirent jamais d'avouer son amour. Mais un prince italien, amoureux de Nisida, devina qu'il avoit un rival; et craignant la valeur autant que le mérite de Timbrio, il avoit eu la lâcheté de le faire assassiner.

Cette aventure se répandit dans la ville, et vint aux oreilles du pere de Nisida. Il fut indigné que le nom de sa fille s'y trouvât mêlé, et défendit au prince italien et à mon ami de revenir jamais dans sa maison.

Cette défense sit plus de mal à Time brio que sa blessure. Dévoré d'uns

passion que les obstacles ne faisoient qu'accroître, au désespoir de ne s'être pas déclaré quand il le pouvoit, il vouloit revoir Nisida à quelque prix que ce fût. Tous les moyens lui sembloient aisés, et lui paroissoient ensuite impossibles; il écrivoit cent lettres qu'il déchiroit: mille projets impraticables se succédoient dans son esprit. Tant d'inquiétudes, tant de chagrins, enflammerent sa blessure: mon ami fut bientôt en danger. Je résolus, pour le sauver, de m'introduire chez sa maîtresse.

Je m'habillai comme un captif nouvellement racheté; je pris une guitarre, et me promenant tous les soirs dans la rue de Nisida, en chantant de vieilles romances, je passai pour un Espagnol échappé des mains des infideles. Bientôt on ne parla dans le quartier que du captif musicien. Le pere de Nisida voulut entendre mes romances: je sus admis dans sa maison. C'est là que je vis cette Nisida; c'est là que je perdis le repos et le bonheur de ma vie. J'osai regarder ce visage céleste, cette taille charmante, ces yeux si tendres dont l'éclat étoit tempéré par une légere empreinte de mélancolie; je sentis sur-le-champ le poison couler dans mes veines. Il falloit sur: je n'en eus pas la force; et ce seul moment me rendit aussi malade que Timbrio.

On me pria de chanter : je pouvois à peine parler. J'obéis cependant, et je choisis une romance orientale qu'un esclave persan m'avoit apprise.

Ici tous les bergers supplierent l'hermite de leur dire cette romance. Il reprit sa harpe, et chanta d'une voix douce ces paroles: 166

Le beau Nelzir aimoit Sémire; Sémire aimoit le beau Nelzir; Se voir, s'aimer et se le dire Étoit leur vie et leur plaisir. Le bonheur tient à peu de chose, Un rien le fait évanouir : Hélas : d'une feuille de rose Dépendoit le sort de Nelzir.

Tant que sur sa tige fleurie La feuille fatale tiendra, Nelzir doit conserver la vie : Si la feuille tombe, il mourra-Sémire, toujours attentive, Ses beaux yeux fixés sur la fleur, D'une main timide cultive Le rosier qui fait son bonheur.

Un jour sur sa bouche mi-close Relzir imprime un doux baiser s Sémire veut le rendre et n'ose; En vain l'Amour lui dit d'oser. G'est à la fleur à peine éclose Qu'elle rend ce baiser charmant : Mais sa bouche effeuille la rose, Sémire a tué son amant.

Nelzir tombe aux pieds de Sémire Sans sentiment et sans couleur : Il presse sa main, il expire; L'amour quitte à regret son cœur. Sémire, interdite et tremblante, Sur ses levres cherche la mort; Et pressant sa bouche expirante, Par un baiser finit son sort.

Nisida avoit une sœur cadette nommée Blanche, presque aussi belle que son aînée. La jeune Blanche parut écouter ma romance avec plus de plaisir que personne: elle loua beaucoup ma voix. Je la remerciai en regardant sa sœur. Leur pere me pria de revenir. J'hésitai long-temps avant de profiter de cette permission: j'étois sûr d'enfoncer davantage le trait qui déchiroit mon cœur; mais pressé par mon ami, entraîné par mon amour, je retournai chez Nisida, je la revis, et tout espoir de guérison me fut ôté.

Jugez des combats qui se passoient dans mon ame: j'aimois Timbrio plus que ma vie; j'aimois Nisida peut-être plus que Timbrio; je la voyois tous les jours; je ne pouvois pas la fuir pour l'intérêt même de mon ami : cet ami . foible et convalescent, ne se soutenoit que par l'espérance que lui donnoient mes soins. Le temps, loin de me soulager, ne pouvoit qu'ajouter à mes maux: chaque instant redoubloit ma passion, mes remords et mes tourments. Ma santé n'y résista pas ; mon visage perdit bientôt les couleurs de la jeunesse; mes yeux, éteints et enfoncés, pouvoient se tourner à peine vers celle qui me faisoit mourir. Le pere de

Nisida me témoigna son inquiétude; elle-même, et sur-tout sa sœur Blanche, me prierent un jour avec le plus tendre intérêt de ne leur rien cacher de mes chagrins. Je raffermis mon cœur, je me rappellai tout ce que je devois à mon ami; et, résolu d'expirer plutôt que de le trahir, j'eus la force de leur dire ces paroles:

Vous plaindrez davantage mes maux quand vous saurez que l'amitié les cause. Un jeune cavalier, mon compatriote et mon intime ami, est amoureux de l'objet le plus beau qui soit au monde: il le respecte trop pour oser lui parler de sa passion; ce respect lui coûte la vie. C'est lui que je pleure; c'est le plus honnête et le plus aimable, des hommes, qu'un amour malheureux va faire descendre au tombeau.

A cet endroit, Nisida m'interrompit. Fabian, je n'ai jamais connu l'ase meurt, et vous pourriez sauver ses jours. = Eh! comment? = Faites reponse à ce billet, comme s'il s'adressoit à vous : cet innocent artifice lui rendra la vie, et me donnera le temps de trouver l'occasion que je desire. = Non ; je n'ai jamais répondu à des lettres d'amour, et je ne voudrois pas commencer par un mensonge: mais qui t'empêche de rapporter à ton ami tout ce qui vient de se passer, en mettant le nom de celle qu'il aime à la place du mien? Tu lui diras qu'elle a lu sa lettre, qu'elle t'a exhorté à la rendre; qu'à la vérité tu n'as pas osé lui dire que le billet étoit pour elle-même, mais que tu as lieu d'espérer qu'elle l'apprendra sans colere. Cette ruse doit être utile à la santé de ton compatriote, et ne peut être démentie par rien lorsque tu auras parlé à sa véritable maîtresse.

Surpris de cette invention, je bal-

butiai quelques paroles de remerciment, et je courus tout rapporter à Timbrio. L'espoir qu'il en conçut, ses transports, sa reconnoissance, furent autant de liens qui m'enchaînerent davantage à mon devoir. Je redoublai de soins auprès de Nisida; et, en proie à une passion que sa vue ne faisoit qu'accroître, je ne lui parlai que de mon ami; j'employai pour lui les expressions que mon cœur me fournissoit pour moi-même, et je sis servir à l'amitié jusqu'au sentiment qui auroit dû la détruire.

Enfin j'osai tout déclarer. J'appris à Nisida que mon ami étoit ce Timbrio qui avoit pensé mourir pour elle. J'exaltai sa naissance, ses qualités, ses vertus; en un mot, je le peignis comme je le voyois. Nisida ne l'avoit pas oublié: elle me marqua une surprise vraie ou feinte, me reprocha ma 108

hardiesse, me menaça de tout dire à son pere: mais à travers la colere qu'elle s'efforçoit de montrer, je vis clairement que Timbrio étoit aimé.

Ce fut le dernier coup pour moi, Je l'attendois depuis long-temps; il ne m'en fut pas moins sensible. Je résolus d'apprendre à Timbrio son bonheur, et de m'enfuir ensuite pour aller mourir dans un désert. Mais je comptois trop sur mon courage : au moment où j'entrepris de dire à mon rival qu'il étoit aimé, je perdis la parole; mes yeux se remplirent de larmes : vainement je voulus cacher mon trouble; mes sanglots me trahirent, mes forces m'abandonnerent, et je tombai dans les bras de mon ami en le baignant de mes pleurs.

Timbrio, surpris et effrayé, me soutient, m'embrasse, me questionne; il yeut savoir la cause d'une si vive affliction: je me tais; il me presse: je baisse les yeux.... Ah! je t'entends, s'écrie-t-il, tu l'aimes, tu l'aimes: eh! comment ne l'aurois-tu pas aimée! Ton cœur gémit du sacrifice qu'il veut faire à l'amitié; j'en serois indigne si je l'acceptois. Aime Nisida, je nela reverrai jamais: je vivrai peut-être sans elle; je serois sûr de mourir si je faisois ton malheur. En disant ces mots, il détournoit son visage pour me dérober ses larmes, et il me pressoit contre sa poitrine.

L'amitié m'inspira dans ce moment: je me sentis élever au-dessus de moi-même. Tu t'es mépris, lui répondis-je; ce n'est point Nisida que j'aime, c'est sa sœur: je n'ai pu toucher son ame; et la violence d'un amour rebuté cause seule mon désespoir. Ne me trompes-tu pas? me dit-il en me regardant. = Non, mon cher Timbrio. J'adore Blanche; elle méprise mes vœux: pardonne si la comparaison de ton heureux sort au mien vient de m'arracher quelques larmes; je te promets de n'en plus verser. Va, je sens près de toi que mon bonheur ne dépend pas de l'amour.

Timbrio me crut, ou feignit de me croire. Il étoit résolu de s'assurer avec le temps de la vérité de mes paroles; j'étois décidé moi-même à tous les sacrifices nécessaires à son repos. Ce n'étoit pas assez d'immoler ma véritable passion, il falloit feindre d'en sentir une autre: dès le lendemain je découvris à Blanche qui j'étois, et je lui parlai d'amour.

Blanche m'aimoit depuis longtemps, sans oser se l'avouer à ellemême. Dès qu'elle se crut aimée, elle le dit à sa sœur. Cette confidence devint utile à Timbrio. Nisida résistoit encore à un sentiment qu'elle redoutoit; elle en fut moins effrayée en trouvant une compagne: elle osa parler de son amour, et s'en pénétra davantage. Les deux sœurs, en se témoignant leurs craintes, se rassurerent mutuellement; et le plaisir d'épancher leurs ames leur fit mieux connoître le plaisir d'aimer.

A la faveur de mon déguisement, je conservois toujours un libre accès dans la maison. Je portois les lettres de mon ami; je lui procurois quelquefois le plaisir de voir sa maîtresse: alors je redoublois d'empressements auprès de Blanche. Timbrio, qui remarquoit avec joie combien j'étois aimé, me félicitoit en m'embrassant, et me juroit de n'épouser Nisida que le jour où je deviendrois l'époux de sa sœur. Je baissois la tête, résigné à tout ce que l'amitié ordonneroit de moi.

#### 112 GALATÉE.

Nous n'attendions plus que des nouvelles d'Espagne pour demander la main de Blanche et de Nisida, lorsque Pransile, ce cavalier qui avoit eu à Xérès une querelle avec Timbrio, arriva dans Naples pour se battre avec lui. Comme la réparation devoit être publique, il fallut du temps pour obtenir la permission du vice-roi, et faire nommer des juges. Enfin ce terrible combat fut indiqué à huit jours de là, dans une grande plaine peu distante de la ville.

Cette nouvelle fit du bruit, et, malgré nos soins, Nisida en fut instruite. Son inquiétude et sa douleur furent aussi vives que son amour. Languissante et désolée, elle passa dans les larmes et sans prendre de nourriture les huit jours de délai qui lui sembloient si longs et si courts. L'affreuse incertitude, plus cruelle que le malheur même, eut bientôt épuisé ses forces: elle tomba malade; et son pere, ignorant toujours la véritable cause de son mal, résolut, pour la rétablir, de la mener à sa maison de campagne.

Le jour de leur départ, qui étoit la veille du combat, Nisida me fit appeller. En arrivant près de son lit, j'eus peine à la reconnoître; elle étoit pâle, défaite; ses longues paupieres étoient humides : Fabian, me dit-elle d'unc voix foible, tu feras mes adieux à Timbrio; tu lui diras que mes jours tiennent aux siens, et que demain il défendra ma vie. Pour toi, son meilleur ami après moi, je suis bien sûre que tu ne le quitteras pas : s'il lui arrivoit un malheur, tu seras là pour le secourir. Ah! je voudrois pouvoir te suivre. Tiens, ajouta-t-elle en détachant de son cou une relique précieuse qu'elle mouilloit de ses larmes, porte-la-lui; tu lui diras

### 114 GALATÉE.

qu'elle m'a toujours préservée de tout danger, et que c'est demain qu'elle doit m'être le plus utile. J'ai encore un service à te demander: je pars avec mon pere pour aller à sa maison de campagne qui n'est qu'à une demi-lieue du champ de bataille; promets-moi d'y venir sur-le-champ m'apprendre l'événement du combat. Si Timbrio est vainqueur, mets à ton bras cette écharpe blanche; je la verrai de loin, tu m'épargneras des tourments: s'il succombe, je n'aurai plus besoin de toi.

Je promis tout, et je courus porter la relique à Timbrio. Sa fierté, sa valeur, en furent doublées : il la baisa, la mit sur son cœur, et, sûr d'être invincible, il eût défié l'univers.

Enfin le moment arriva · toute la ville de Naples s'étoit rendue sur le champ de bataille. Pransile et Timbrie se présentent : ils choisissent pour armes l'épée et le poignard. La barriere s'ouvre, les trompettes sonnent, les deux ennemis s'élancent.

Le combat fut long-temps égal. Pransileétoitadroit et vaillant; il blesse Timbrio, et la victoire balance tou-jours. Enfin l'amour eut l'avantage: Timbrio atteint Pransile, et le renverse à ses pieds. Mon généreux ami jette son épée, et court à son secours: Pransile s'avoue vaincu; tous les spectateurs applaudissent.

L'affreuse incertitude où j'avois été si long-temps, la douleur que m'avoit causée la blessure de Timbrio, la joie de sa victoire, tout m'avoit tellement troublé que j'oubliai l'écharpe blanche, et je volai sans elle annoncer notre bonheur à Nisida. Hélas! à mesure que l'instant fatal approchoit, la fievre brûlante avoit redoublé dans ses vei-

nes. Malgré sa foiblesse, elle s'étoit traînée aux fenêtres les plus élevées de sa maison; là, soutenue par ses femmes, les yeux fixés sur le chemin, elle attendoit la vie ou la mort : elle m'apperçoit, ne voit pas l'écharpe, et tombe sans mouvement dans les bras de sa sœur.

J'arrive: toute la maison étoit en larmes : je pénetre jusqu'à Nisida; on lui prodiguoit des secours inutiles; rien ne pouvoit la ranimer. Je vois ses yeux fermés, sa bouche ouverte, ses levres pâles: c'est alors que je me rappelle mon funeste oubli. Égaré par mon désespoir, je sors de cette maison; je n'ose plus aller retrouver un ami à qui je suis sûr de donner la mort. Incertain, furieux, désolé, je prends le premier chemin que je trouve. A peine avois-je fait quelques pas, que je m'entends appeller à grands cris : je me

retourne; c'étoit Félix, le page de Timbrio. Mon maître vous attend, me dit-il; venez vîte le trouver. Je ne peux plus revoir ton maître, lui répondis-je; Nisida est morte, et c'est moi qui l'ai tuée. En prononçant ces mots, je m'éloigne précipitamment. J'arrive à Gaïette: un vaisseau alloit mettre à la voile pour l'Espagne; je m'embarque, et je reviens dans ma patrie, où j'ai pris cet habit que je ne veux plus quitter.

Voilà, bergers, le récit de mes malheurs. J'avois espéré de trouver la paix dans cet hermitage; je n'y trouve que la solitude. En vain je m'efforce de tourner mon ame vers le grand objet qui devroit l'occuper toute entiere; le souvenir de ce que j'ai perdu me poursuit à chaque instant. Je me dis tous les jours qu'il faut oublier Nisida et Timbrio; et tous les jours je les pleure.

### 118 GALATEE

Les bergers ne tenterent pas de consoler l'hermite; mais ils s'affligerent avec lui. La nuit étoit avancée, et la lune au plus haut de son cours; ils quitterent l'hermitage, et furent bientôt rendus à la cabane d'Élicio. Là, ils se coucherent sur des peaux de chevres; et dès qu'Élicio vit ses trois compagnons endormis, il se leva, et sortit pour exécuter un projet qu'il avoit médité tout le jour.

Devant la porte de la cabane d'Élicio étoit un beau cerisier, dont le berger avoit toujours pris soin, et qui alors étoit couvert des plus belles cerises du pays. Pendant un certain temps de l'année, ce bel arbre, encore tout jeune, et dont la tige étoit mince, suffisoit cependant pour nourrir son possesseur. Deux tourterelles blanches l'avoient choisi pour y faire leur nid; elles l'avoient placé tout au haut, dans

une fourche formée par quatre branches. Élicio regardoit comme un heureux présage que des tourterelles vinssent nicher près de sa cabane; bien loin de les troubler, il portoit sous le cerisier des épis de bled, de la graine de chanvre, et même de la laine pour que les tourterelles en garnissent le dedans du nid, et que leurs petits fussent couchés plus mollement.

Tandis qu'Élicio étoit à la noce de Silvérie, un pâtre de Mœris vint tendre ses filets auprès du cerisier, prit les deux tourterelles, et les porta surle-champ à la fille de son maître. C'étoient les mêmes que Galatée avoit laissé échapper. Élicio, qui les reconnut, avoit promis à sa bergere qu'elles reviendroient la trouver; il voulut tenir sa parole. Il sort de sa cabane pour saisir pendant leur sommeil le pere et la mere, et les mettre dans une cage

avec leurs petits. A l'aide d'une échelle qu'il appuie contre le chaume de sa maison, il monte à la hauteur de la branche, avance le corps, écarte doucement les feuilles, et voit à la clarté de la lune les deux tourterelles dans le nid, la tête sous une aile, et l'autre aile un peu déployée pour mieux couvrir leurs petits : elles ne se réveilloient pas. Il ne tenoit qu'à Élicio de les prendre ; jamais il n'en eut le courage : Non, dit-il, charmants oiseaux, vous ne serez point privés de la liberté; vous appartiendrez à ma bergere, mais sans être esclaves; et vous vivrez toujours près d'elle, quoique libres de vivre ailleurs. Il descend promptement de l'échelle : il court chercher une bêche. et revient au cerisier : il creuse un fossé tout autour; et lorsque l'arbre, sur sa motte, ne tient plus que par sa base au milieu de ce fossé, il appuie horizontalement le tranchant de sa bêche, l'enfonce avec précaution; et, sans effort, sans ébranler l'arbre, il le détache, avec sa motte, de la terre. Alors il le prend dans ses bras, se releve doucement, sort du fossé sans secousse; et, d'un pas lent, mais sûr, qui agite à peine les branches de l'arbre, il gagne la maison de Galatée.

La chambre où couchoit la bergere avoit une fenêtre qui donnoit sur les champs; c'est devant cette fenêtre que s'arrête Élicio. Il dépose doucement à terre le cerisier; l'arbre se tient debout, tant le berger a mis d'adresse à l'enlever. Élicio, qui avoit pris soin d'attacher sa bêche sur ses épaules, fait une fosse, y place le beau cerisier, et le tourne de maniere que le nid se trouve devant la fenêtre, et qu'en étendant la main, Galatée puisse caresser les petits tourtereaux. Content de son ou-

wrage, il regarde s'il n'a pas trop effravé les tourterelles : elles n'avoient été que réveillées. Élicio distingua leurs têtes, qu'elles alongeoient par-dessus la mousse du nid. Pardonnez, leur ditil, pardonnez-moi, tendres colombes, si j'ai troublé votre sommeil; c'est pour votre bonheur autant que pour le mien : vous êtes à Galatée. Dès qu'elle ouvrira sa fenêtre, volez sur son épaule, béquetez ses beaux cheveux blonds; apprenez à vos petits à aimer, à caresser votre maîtresse : quand je vous saurai près d'elle, je ne vous regretterai pas. Mais si jamais un rival se présentoit à cette senêtre, ah! fuyez, oiseaux constants, venez me retrouver, venez gémir sur ma cabane; vous n'aurez pas long-temps à vous plaindre avec moi.

L'aurore commençoit à paroître, et l'hirondelle gazouilloit déja sur la cheminée de Galatée, quand Élicio reprit sa bêche, et regagna sa chaumiere. Il n'étoit pas encore bien loin, ou'il entendit marcher derriere lui : il regarde; c'étoit Mœris, le pere de Galatée, Élicio eut peur, comme s'il eût été coupable. Mœris le rassura bientôt; et, sans lui demander pourquoi il étoit au village de si bon matin, J'allois chez toi, lui dit-il, pour te conher un secret, et te demander un service qui intéresse ma fille. Le berger, plein de joie, lui baisa les mains avec transport : ils entrerent ensemble dans un petit bois de myrtes qui n'étoit pas éloigné du chemin.

# LIVRE TROISIEME.

Nous nous plaignons toujours des maux sans nombre de cette courte vier et c'est de nous-mêmes que viennent presque tous ces maux. La soif de l'or, voilà le principe des crimes et des malheurs. Le createur du monde l'avoit prévu : il cacha ce funeste métal dans les entrailles de la terre ; et , non content de combler le précipice, il le convrit de fleurs, de fruits, de tout ce qui devoit suffire à l'homme pour ses besoins et ses plaisirs. L'insatiable avarice n'eut pas assez de tant de bienfaits; elle pénétra dans ces abimes à force de travaux et de périls; elle arracha l'oraux enfers, et découvrit aux humains la source de tous les vices. Hélas! qui a le plus souffert de cette fatale découverte? l'amour. Un cœur sensible ne

## Galatee Liv. 3.



Aimable chien, viens avec moi .

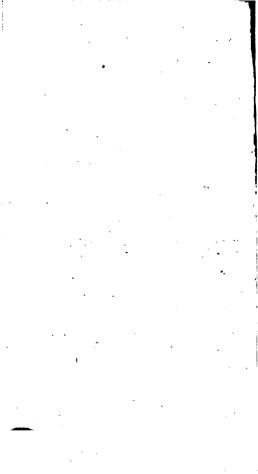

suffit plus pour avoir le droit d'aimer: si l'on veut obteuir celle que l'on rendroit heureuse, il faut des preuves de richesse, et non des preuves de constance. L'amant sans fortune peut être aimable, mais ne peut être heureux: plus il est fidele, plus il est à plaindre; les tourments et le désespoir sont le partage de sa vie. Que faut-il donc faire quand on est pauvre et sensible? Ne pas aimer. Ah! c'est encore pis.

Élicio n'avoit pas fait toutes ces réflexions quand il s'étoit attaché à Galatée: ou peut-être les avoit-il faites; car de quoi servent les réflexions en amour? On prévoit les chagrins, on s'y expose; ils arrivent, et sont aussi douloureux que s'ils étoient inattendus.

Érastre, Tircis et Damon furent surpris à leur réveil de ne pas trouver Élicio. Le soleil avoit déja fait près de

### 126 GALATÉE.

la moitié de son cours: inquiets de ne pas le voir de retour, ils allerent le chercher au village. Comme ils traversoient le petit bois de myrtes, ils entendirent la voix de leur ami. Attentifs et curieux, ils s'arrêterent pour écouter. Élicio chantoit ces paroles:

J'aimois une jeune bergere,
Mon amour faisoit mon bonheur;
Je croyois posséder le cœur
De celle qui m'étoit si chere.
Hélas! pour un autre amant
Elle trahit mon espérance;
Et j'aime mieux pleuger son inconstance
Que d'être heureux en l'oubliant.

J'étois encore enfant comme elle
Quand l'amour fit naître mes feux;
Mon cœur, pour en être amoureux,
N'attendit pas qu'elle fût belle.
Hélas! pour un autre amant
Elle trahit mon espérance;
Et j'aime mieux pleurer son inconstance
Que d'être heureux en l'oublisms.

Les bergers, alarmés par ces tendres plaintes, coururent vers Élicio: ils le trouverent assis au pied d'un hêtre, le visage baigné de larmes. A peine il les apperçut, que, se levant précipitamment, il vint se jetter au cou d'Érastre. Mon ami, lui dit-il, nous allons perdre Galatée; elle nous quitte pour jamais. Écoutez, ajouta-t-il en regardant Tircis et Damon, le funeste secret que Mœris m'a confié ce matin; je vais vous rapporter ses propres paroles,

Élicio, m'a-t-il dit, je dois reconnoître l'attachement que tu m'as toujours marqué, en t'instruisant le premier du mariage de ma fille. Je l'ai conclu hier: elle épouse un riche Portugais dont les immenses troupeaux couvrent les bords du Lima. Quatre bergers, envoyés par ce futur époux, viennent d'arriver chez moi, et partiront demain avec Galatée. Je sais que tu t'intéresses à ma fille comme si tu étois son frere, et je t'ai choisi, mon cher Élicio, pour te prier de l'accompagner en Portugal, d'être présent à ses noces, et de venir me rapporter des nouvelles certaines de son bonheur.

Malgré le trouble où m'a mis ce discours, j'ai retrouvé ma voix pour y répondre. Comment! lui ai-je dit, vous avez pu consentir à vous séparer de votre fille! vous avez pu la condamner à vivre loin de son pere et de sa patrie! Êtes-vous certain de ne pas faire son malheur en l'exilant dans un pays étranger? Pensez-vous qu'elle ne regrette pas.... J'ai sondé le cœur de ma fille, interrompit Mœris; je l'ai instruite de mes résolutions: elle m'a répondu, avec sa douceur ordinaire, qu'elle seroit toujours prête à m'obéir.

J'ai même démêlé sur son visage une légere émotion, marque certaine de cette joie qu'éprouve la fille la plus sage en apprenant qu'elle va se marier. Ne sois donc pas inquiet de son bonheur, et va te préparer au voyage que j'attends de ton amitié. Voilà, mes amis, ce que m'a dit Mœris; voilà l'événement que je craignois plus que la mort.

Tircis, Damon, et sur-tout Érastre, s'affligerent avec Élicio. Mais, lui dit Damon, puisque Mœris vous estime et vous aime, pourquoi n'avezvous pas tenté de lui faire l'aveu de votre amour? Vous ne le connoissez pas comme moi, lui répondit Élicio; il a déclaré qu'il vouloit que son gendre eût autant de biens que sa fille. Si j'avois osé parler, il auroit cru que j'aimois sa fortune; et son amitié pour moi se seroit changée en mépris. Mœ

ris est trop riche pour n'être pas déhant : je suis trop pauvre pour être hardi.

Mon ami, lui dit Tircis, ne perdez pas toute espérance : allons trouver Galatée; allons savoir d'elle-même s'il est vrai qu'elle consent à épouser ce Portugais: et si, comme je le crois, il lui en coûte pour obéir à son pere, nous tâcherons de rompre ce funeste mariage. L'amour et l'amitié nous inspireront: seuls ils ont fait des miracles, que ne feront-ils point réunis?

Élicio suivit le conseil de Tircis. Les quatre bergers prirent le chemin de la fontaine des Ardoises, où Galatée se reposoit souvent. Ils espéroient l'y trouver; leur attente ne fut pas trompée. La bergere étoit assise au bord de l'eau, et plongée dans une si profonde rêverie, qu'elle n'apperçut point les bergers. Ses yeux humides regardoient la fontaine; son front étoit appuyé sur une de ses mains, et de l'autre elle caressoit le chien d'Élicio, ce chien qui, depuis si long-temps, étoit plus souvent avec elle qu'avec son maître. Le fidele animal, couché aux pieds de Galatée, avoit la tête appuyée sur les genoux de la bergere, les yeux fixés sur les siens; et son air inquiet et reconnoissant semblait lui demander pourquoi, ce jour-là, il étoit caressé plus qu'à l'ordinaire. Élicio sit arrêter ses compagnons pour jouir de ce spectacle: une douce satisfaction remplacoit déja la douleur peinte sur son visage. Galatée, qui se croyoit seule avec le chien, se mit à chanter ces paroles :

> Ô toi qui suis toujours mes pas, Toi, le compagnon de ma vie, Tu vas perdre ta bonne amie; Elle quitte ces beaux climats.

#### 132 GALATÉE.

Une obéissance cruelle
M'arrache à ces prés, à ces bois,
Où j'entendis souvent la voix
D'un amant comme toi fidele.

Aimable chien, viens avec mois Toujours seule avec ma pensée, De ma félicité passée Il ne me restera que toi.

Quitte ton maître pour me suivre; Tu reviendras au premier jour : Il apprendra par ton retour Que loin de lui je n'ai pu vivre.

Les larmes que versoit Galatée ne lui permirent pas de poursuivre. Élicio pleuroit aussi; mais c'étoit de joie. Il n'est plus maître de son transport; il court vers la bergere, tombe à genoux devant elle, et saisit une de ses mains qu'il presse contre ses levres. Galatée, surprise, fait de vains efforts pour la retirer : elle s'apperçoit que

d'autres bergers la regardent, elle veut se fàcher; elle ne le peut pas : elle veut fuir; le chien l'en empêche : il tourne autour d'elle en sautant; il les caresse tous deux à la fois; on diroit qu'il jouit du bonheur qu'il vient de procurer à son maître.

Tircis, Damon, Érastre même, étoient attendris, et n'osoient approcher
des deux amants. Galatée les appelle,
fait relever Élicio; et s'efforçant de
dérober ses larmes: Je ne prétends
plus, leur dit-elle, cacher un secret
que mon imprudence a trahi. Oui, je
regrette ma patrie; j'y laisse peut-être
mon cœur: mais je n'en suis que plus
résolue à obéir à mon pere; ce devoir
sacré l'emportera sur tout. Je vous
conjure de ne pas redoubler par vos
plaintes une douleur qui seroit inutile,
et sur-tout de ne pas troubler une solitude devenue nécessaire après un tel

### 134 . GALATÉE.

aveu. A ces mots, elle s'éloigne, laissant les quatre bergers interdits. Le chien d'Élicio fut le seul qui osa la suivre: elle s'en apperçut, et voulut l'en empêcher en le menaçant de sa houlette; mais le chien s'offrit à ses coups, et la pauvre Galatée ne put jamais venir à bout ni de le battre ni de le chasser.

Les quatre amis, restés ensemble, tinrent conseil sur les moyens de rompre ce fatal mariage. Tircis étoit d'avis de rassembler les bergers de la contrée, et de venir tous ensemble supplier Mœris de ne pas leur enlever le trésor dont ils étoient si fiers. Damon vouloit aller en Portugal menacer le futur époux, et l'effrayer de maniere qu'il renonçat lui-même à Galatée. Elicio inclinoit vers ce parti. Érastre, la main sur ses yeux, ne disoit rien, et pleuroit: Non, mes amis, s'écria-

t-il en essuyant ses larmes, tous ces moyens ne serviront qu'à irriter Mœris. J'ai un projet qui rendra tout le monde heureux, excepté moi; c'est à celui-là que je m'arrête, et de ce pasje vais l'exécuter. En disant ces paroles il embrasse Élicio, et s'éloigne.

Les bergers, qui comptoient peu sur l'invention d'un homme aussi simple qu'Érastre, se proposerent d'aller consulter l'hermite Fabian. Déja ils étoient en chemin lorsqu'ils rencontrerent un cavalier superbement habillé, monté sur un magnifique cheval, et suivi de deux dames sur des haquenées. Une troupe nombreuse de valets prouvoit que c'étoient des personnes de distinction. Les bergers les saluerent en passant; et l'inconnu, leur rendant le salut, arrêta Élicio: Voudriezvous bien, lui dit-il, nous indiquer dans ces forêts un lieu commode pour

y passer quelques heures? Les dames que vous vovez sont fatiguées de la chaleur et de la route, et voudroient se reposer ici. Élicio, qui s'oublioit toujours pour penser aux autres, les conduisit à la fontaine des Ardoises. qui n'étoit qu'à deux pas. Dès qu'ils y furent arrivés, leurs valets dresserent une table qui fut bientôt couverte de rafraîchissements. Les deux dames. assises sur l'herbe, leverent leurs voiles, et surprirent Tircis et Damon par l'éclat de leur beauté. L'aînée de ces deux inconnues l'emportoit encore sur la plus jeune; mais peut-être ne devoit-elle cet avantage qu'à la profonde tristesse qui sembloit obscurcir les attraits de sa cadette.

Élicio pressoit ses compagnons de reprendre le chemin de l'hermitage; le cavalier les retint. Laissez-moi jouir, leur dit-il, du bonheur de vous avoir rencontrés; je voudrois ne vivre qu'avec des bergers. Quelle différence de votre heureux sort à celui des habitants des villes! La nature vous donne pour rien tous les plaisirs dont nous achetons l'image: l'oisiveté avance nos jours; le travail prolonge les vôtres: l'ennui, le mensonge, la gêne, voilà notre vie; la joie, la franchise, la liberté, voilà la vôtre. Ah! dès demain je me fais berger si Nisida veut devenir bergere.

Au nom de Nisida, Élicio regarda les deux dames avec un air de surprise et d'intérêt qui fut remarqué du cavalier. Pardonnez, lui dit Élicio, si le nom de Nisida me fait une impression si vive; il n'y a pas long-temps qu'un de nos amis versoit bien des larmes en nous parlant de Nisida. Avez-vous, 'reprit l'inconnu, quelque bergere qui s'appelle ainsi? = Non. Celle dont il étoit question n'est pas bergere : elle n'est pas même de ces contrées; Naples est sa patrie. 

Naples est sa patrie. 

Naples!.... Eh! comment savez-vous..... 

Je vous l'expliquerai : dites-moi d'abord si vous ne vous appellez pas Timbrio, et si cette jeune personne n'est pas Blanche, sœur cadette de Nisida. 

Vous avez dit leurs noms. 

Ah! Fabian, quel jour heureux pour toi! 

Vous connoissez Fabian? 

Est-il ici? s'écria Blanche : et sa pâleur fut à l'instant effacée par le plus vif incarnat.

Oui, lui dit Élicio, il est ici; et le chagrin de vous avoir perdus alloit terminer une vie qu'il a consacrée à la pénitence. Fabian est hermite; son hermitage n'est pas loin. Courons l'embrasser, s'écria Timbrio. Blanche étoit debout, et marchoit déja sans savoir le chemin qu'il falloit prendre. Nisida s'appuie sur le bras de son amant; et

Tircis, Damon et Élicio les guident vers l'hermitage.

Il étoit presque nuit quand ils arriverent au pied de la colline. Timbrio. Nisida, et sur-tout la jeune Blanche, monterent le sentier sans reprendre haleine. Parvenus à la porte de l'hermitage, ils la trouvent ouverte; ils regardent, et ne voient personne dans la cellule. Inquiets de ne pas trouver l'hermite, ils alloient l'appeller, et parcourir la montagne. Le prudent Tircis les arrête : Fabian , leur dit-il , est sûrement près d'ici; mais ce malheureux ami, qui n'espere plus vous voir, qui vous pleure sans cesse, va mourir de sa joie si vous vous offrez tout d'un coup à lui. Ménagez-le, contenez vos transports, et trouvons un moyen de préparer son ame à un plaisir qu'elle ne soutiendroit pas. Tout le monde approuve l'avis de Tircis : on décide

qu'il faut envoyer les bergers au-devant de Fabian pour lui annoncer avec précaution les tendres amis qu'il va revoir.

Pendant que l'on se consultoit, Blanche considéroit à la clarté de la lune l'intérieur de la cellule. Une natte de jonc, une escabelle, un crucifix de buis, c'étoient tous les meubles de Fabian; Blanche les examine long-temps, puis elle va se mettre à genoux devant le crucifix, et remercie tout bas le ciel de l'avoir conduite dans cet hermitage.

Timbrio et les bergers la regardoient avec attendrissement, lorsque des soupirs et des plaintes leur apprennent que Fabian n'est pas loin. Tout le monde s'approche: on apperçoit l'hèrmite sous un olivier sauvage, à genoux sur un quartier de roc, les bras tendus vers le ciel. A cette vue les deux sœurs et Timbrio veulent se précipiter dans ses bras; Tircis ne peut les retenir : mais Fabian commence sa priere, et tous s'arrêtent pour l'entendre. Nisida et Timbrio restent les bras tendus : Blanche, respirant à peine, avance sa tête par-dessus leurs épaules, et essuie à chaque instant les pleurs qui l'empêchoient de bien voir son ami.

O mon Dieu! disoit Fabian, Être suprême que je veux aimer uniquement, vous qui remplissez le monde, et qui devez remplir mon cœur, ne vous offensez pas de mes larmes: j'ai tout perdu; je n'ai pas murmuré. O mon Dieu! calmez les maux que je souffre; mais ne m'arrachez pas entièrement le souvenir de mes malheurs.

Aux premiers mots de Fabian, Blanche pleuroit; elle sanglottoit aux derniers. Tircis, craignant qu'elle ne fût entendue, dit à Damon d'aller avec Élicio interrompre l'hermite, tandis qu'il resteroit avec les deux sœurs et Timbrio pour les empêcher de se montrer.

Les deux bergers obéirent. Fabian les reçut avec amitié. Vous vous plaignez toujours, lui dit Élicio, et vos malheurs touchent peut-être à leur terme. Vous les connoissez, répondit l'hermite, jugez s'ils peuvent finir. = Oui, sans doute; Nisida vit encore: elle est, avec sa sœur et Timbrio, occupée de vous chercher par toute l'Espagne. Quelqu'un les a rencontrés. = Que dites-vous? Est-il bien sûr que ce soit mon ami, que ce soient les deux sœurs ?..... Ah! ne vous jouez pas d'un malheureux : vous aviez paru prendre pitié de mes maux; ne venez pas les aigrir en m'abusant d'un faux espoir.

Comme il disoit ces paroles, Tircis,

pour préparer une si tendre reconnoissance, dit à Nisida de chanter de l'endroit où elle étoit, sans s'offrir encore aux yeux de l'hermite. Nisida suivit son conseil, et commença ce premier couplet d'une chanson que Fabian avoit faite autrefois:

Amitié, reprends ton empire
Sur l'aveugle dieu des amants :
Dans la jeunesse il peut suffire;
Tu rends heureux dans tous les temps.
Il fait naître une vive flamme;
Tu formes un tendre lien :
H n'est que le plaisir de l'ame;
Et toi seule en es le soutien.

Fabian parloit encore, lorsque la voix de Nisida vint frapper son oreille. Il s'arrête, il écoute, il reste immobile, les yeux fixes et la bouche ouverte: ensuite, regardant d'un air égaré, sa raison l'abandonne, la ter-

## 144 GALATÉE.

reur se peint sur son visage; il prend les deux bergers pour des fantômes, et les considere avec effroi. Cependant la voix continue, et vient retentir au fond de son ame: peu-à-peu sa crainte se dissipe; ses traits, ses yeux, reprennent leur douceur: il revient à lui, s'élance comme un trait vers l'ondroit d'où partoit la voix; il arrive, regarde, et tombe sans mouvement dans les bras de son ami.

Nisida et Timbrio appellent: les bergers accourent; on s'empresse, on cherche à le ranimer. Blanche avoit déja couru chercher de l'eau dans la cellule, elle en jette sur son visage, elle serre ses mains dans les siennes. L'hermite reprend ses sens; il ouvre les yeux, il doute encore de son bonheur: Est-ce bien toi? dit-il à Timbrio; est-ce toi que j'ai tant pleuré? = Oui, c'est moi; c'est ton ami, celui

qui te doit la vie. Ils s'embrassent, ils confondent leurs larmes, ils restent long-temps setrés l'un contre l'autre. Plus de chagrin, lui dit Timbrio, nous sommes tous réunis: voici Nisida ta bonne amie; voilà Blanche, qui alloit mourir si nous ne t'avions pas trouvé: que te faut-il encore? Ah! rien, répond l'hermite en souriant et pleurant à la fois. Blanche et Nisida lui tendent les bras. Fabian veut parler; mais il fait de vains efforts: il prend les mains des deux sœurs, les joint toutes deux sur sa poitrine, et tombe à genoux en sanglottant.

Cette scene attendrissante dura quelques moments encore. Fabian conduisit ses amis dans sa cellule, et leur fit le détail de tout ce qui lui étoit arrivé depuis leur séparation. Ce récit fut court: le prudent Fabian, toujours victime de l'amitié, parla de son amour pour Blanche, comme du sentiment qui l'avoit le plus occupé pendant sa solitude. Blanche, transportée, n'osoit rien dire; mais elle embrassoit sa sœur.

L'hermite supplia son ami de lui raconter à son tour ses aventures depuis le moment où, pour aller porter la nouvelle de sa victoire à Nisida, il l'avoit laissé sur le champ de bataille. Les bergers se joignirent à Fabian pour demander ce récit: Timbrio ne se fit pas presser.

Après mon combat avec Pransile, impatient de revoir Fabian, j'envoyai mon page à la maison de campagne de Nisida: il en revint tout effrayé; et m'annonça la mort de ma maîtresse; et la fuite de mon ami. Frappé comme d'un coup de foudre, je partis sur-lechamp pour aller m'informer moi-

même de tous mes malheurs. Arrivé à cette maison de campagne, ni mes instances, ni mes présents, ne purent m'en ouvrir l'entrée : et les discours et les pleurs des domestiques me confirmerent la mort de Nisida. Je ne vous dirai point ce que je devins dans ce moment; on ne meurt point de douleur, puisque je n'expirai pas sur l'heure. Malgré mon désespoir, je me souvins qu'il me restoit un ami; et, tout blessé que j'étois, je suivis sa trace jusqu'à Gaïette. Quand j'arrivai dans cette ville, Fabian venoit de s'embarquer. Je fus forcé d'attendre le départ d'un navire catalan qui devoit retourner dans quelques jours à Barcelone. Le capitaine me reçut sur son bord; et mes larmes redoublerent en quittant cette Italie où j'avois perdu le plus cher objet de mon cœur.

Le vent, qui d'abord nous étoit

favorable, diminua tout d'un coup; et notre vaisseau, peu éloigné du port, fut presque arrêté par le calme: j'aurois vu la tempête avec plus de joie. Sans cesse occupé de mes maux, toujours pleurant ma Nisida, je demandois au ciel la mort ou mon ami: les seuls moments que je trouvois moins amers étoient ceux où je chantois sur un luth qui appartenoit à un passager.

Le second jour de notre départ, au moment où l'aurore commençoit à teindre l'horizon, j'étois assis sur la pouppe, et je considérois cette vaste mer dont les flots tranquilles réfléchissoient les étoiles prêtes à disparoître. Tout reposoit autour de moi : les officiers, les matelots, étoient livrés au sommeil; le pilote même dormoit sur son gouvernail : les voiles étoient pliées; on n'entendoit que le bruit de

### Livre III.

la proue du vaisseau qui fendoit doucement les ondes. Ce profond silence, ce grand spectacle de la mer et du ciel, cette aurore qui venoit lentement réveiller les malheureux, tout me retraçoit plus vivement mes peines: je pris mon luth, et je chantai ces paroles:

Tout se tait, tout est calme et dans l'air et sur l'onde, L'on n'entend que le bruit des ailes du zéphyr : Tout dort autour de moi dans une paix profonde; Moi seul je veille pour souffrir. (1)

Déja vers l'orient, sur un char de lumiere, L'Aurore à l'univers annonce un jour nouveau : Ce jour est un bienfait pour la nature entiere; Pour moi seul il est un fardeau.

Agora que calla el viento,
 Y el sesgo mar esta en calma,
 No se calle mi tormento.

#### 150 GALATÉE.

Sous le poids des chagrins je sens que je succombe? Nisida, cher objet d'amour et de douleur, Nisida, tu n'es plus : la pierre d'une tombe Enferme ton corps et mon cœus.

J'en étois à ce dernier vers, lorsque j'entends un bruit de rames qui sembloit s'approcher du vaisseau. J'écoute, je regarde; les premiers rayons du jour me sont distinguer une barque : elle venoit droit à nous, et les efforts de quatre rameurs la faisoient voler sur la mer. La barque approche; une femme s'avance sur le bord : Au nom du ciel, me cria-t-elle, daignez me dire si votre vaisseau n'est pas le navire catalan parti depuis deux jours de Gaïette. Jugez de ma surprise; c'étoit la voix de Blanche, de la sœur de ma Nisida... Ah! ma sœur, m'écriaije... et je me précipite à la corde du vaisseau. Je descends, j'arrive dans la barque, je cours pour me jetter dans

## LIVRE III. 158 les bras de Blanche, je me trouve dans ceux de Nisida.

Je pensai mourir de ma joie : immobile et muet, je ne pouvois proférer une seule parole. Nisida me parloit, me rassuroit; je la regardois, en tremblant que ce ne fût un songe, et que le réveil ne m'enlevât mon bonheur.

Revenu de ce premier ravissement, je m'occupai de faire monter dans le vaisseau la tendre Nisida et son aimable sœur. Elles étoient toutes deux en habit de pélerines: mais le capitaine, instruit par moi, les reçut avec le respect qu'il devoit à leur naissance. Ce fut alors que j'appris de Blanche comment l'oubli de l'écharpe avoit causé à sa sœur, presque mourante, un évanouissement si profond que tout le monde la crut morte. Elle ne reprit ses sens qu'au bout de huit heures;

et, apprenant à la fois ma victoire sur Pransile, mon erreur, mon désespoir, et notre fuite, elle résolut, avec sa sœur, de tout quitter pour nous suivre. Małgré ses maux, malgré sa foiblesse, elle voulut partir; et Blanche disposa tout pour leur fuite. Elles avoient de l'or et des pierreries; tout fut prodigué pour s'échapper de la maison paternelle. Un domestique gagné leur amena une litiere au milieu de la nuit; et les deux sœurs, munies de leurs diamants, et déguisées en pélerines, prirent la route de Gaïette, où elles savoient que je m'étois rendu. Elles y arriverent deux heures après le départ du navire. A force d'argent elles trouverent des rameurs qui essayerent de nous rejoindre : le calme survenu seconda leurs efforts; et l'Amour, qui protégeoit sans doute ces aimables sœurs, les fit arriver sans accident jusqu'à notre vaisseau.

Je retrouvois Nisida : mais tu nous manquois, mon cher Fabian, et c'étoit payer bien cher la faveur que nous faisoit la fortune. Blanche le sentoit aussi-bien que moi. Ton absence fut du moins le seul malheur dont nous eûmes à gémir. Après une heureuse navigation, nous arrivâmes à Barcelone : nous espérions y trouver de tes nouvelles: mais nos recherches furent vaines. Blanche fut la premiere à dire qu'il falloit parcourir toute l'Espagne, et ne s'arrêter que lorsque nous t'aurions trouvé : elle étoit bien sûre que cet avis seroit suivi. Nous résolûmes d'aller d'abord à Tolede, où sont établis des parents de Nisida Mais, avant tout, nous écrivîmes à son pere pour l'instruire de nos aventures, et lui demander la permission de nous marier à Tolede : il a répondu selon nos. desirs; et nous étions en route pour

### 54 GALATÉE.

cette ville, nous informant par-tout de Fabian, quand notre bonheur nous à conduits ici.

Telle fut l'histoire de Timbrio. Dès qu'il eut cessé de parler, l'hermite le prit en particulier; et le menant dans un coin de sa cellule, il lui dit d'une voix timide: Est-ce que je n'irai pas à Tolede? Timbrio, surpris de sa question, le regarde : Fabian baisse les yeux, et laisse échapper quelques larmes. Son ami le serre dans ses bras : Il faut bien, lui répond-il, que tu viennes à Tolede pour épouser ta chere Blanche: elle t'adore; elle n'a pas été un seul insent sans penser à toi. Tu l'aimes toujours, n'est-il pas vrai? Plus que ma vie, reprit Fabian: mais je t'aime encore davantage. Allons, ajouta-t-il en souriant, je quitterai cet habit d'hermite, et tu m'en feras trouver un plus convenable à un nouveau marié: mais, si tu m'en crois, quand nous serons les époux de ces deux charmantes sœurs, nous reviendrons ici vivre avec ces bons bergers qui nous aiment, et qui méritent que nous les aimions. J'en avois déja formé le projet, reprit Timbrio: je suis fatigué du monde; et je veux finir ma vie dans ces bois, entre ma femme et mon ami. Après cette conversation, ils vinrent en rendre compte aux deux sœurs et aux bergers. tout le monde applaudit à leur dessein.

Gependant la nuit étoit avancée. Élicio conseilloit de gagner promptement le village. Je n'ai point de maison à vous offrir, dit-il aux quatre amants; mais je vais vous conduire à celle de Galatée: Mœris, son pere, se fera un honneur de vous recevoir.

Son avis est suivi : on se met en

marche; on double le pas; on arrive. Moeris alloit se mettre à table avec sa fille, Florise, Téolinde, et les quatre bergers arrivés de Portugal pour emmener le lendemain Galatée. On frappe à la porte, les chiens aboient; Mœris vient ouvrir lui-même. Élicio lui demande l'hospitalité pour Nisida, Blanche, et les deux amis. Le vieux berger, honoré de pareils hôtes, les accueille avec respect : il appelle sa fille; il fait ajouter au souper tout ce qu'il a de meilleur; et, les invitant à se mettre à table, il s'excuse sur ce qu'ils n'étoient pas attendus.

Pendant le repas, Galatée s'efforçoit de n'être pas triste. Élicio s'étoit placé le plus loin qu'il avoit pu des Portugais; il les regardoit avec colere, et ses yeux rencontroient quelquefois les yeux de Galatée. On sortit de table. Tous les convives allerent prendre le

# Livre III.

frais sur des bancs de pierre qui étoient à la porte de la maison. Le vieux
Mœris voulut conter à ses hôtes le
brillant mariage qu'il avoit arrangé
pour sa fille : il s'étendit avec complaisance sur les richesses de son gendre, richesses que les Portugais ne
manquerent pas d'exagérer. Les deux
amis et les deux sœurs se croyoient
obligés de féliciter Galatée: elle ne répondoit rien; et le realheureux Elicio
dévoroit ses larmes. Tout-à-coup le
son funebre d'une trompette se fait
entendre dans le village.

Mœris, ses hôtes, tous les habitants alarmés courent vers la grande place d'où sembloit venir le triste son. Ils apperçoivent quatre bergers vêtus de deuil, et couronnés de cyprès: deux portoient à la máin des flambeaux allumés; les deux autres sonnoient de la trompette. Au milieu des quatre bergers étoit un ministre de l'Eternel, vêtu de ses habits sacerdotaux.

C'étoit le vénérable Salvador, le pasteur des bergers, celui qui les consoloit dans leurs peines, et qui remercioit le ciel de leur bonheur. Tout le village étoit sa famille, tous les orphelins ses enfants; depuis quarante années il remplissoit le sublime emploi de louer Dieu et de servir les hommes.

Bergers, s'écria-t-il, c'est demain le jour choisi dans l'année pour honorer les cendres de nos freres dans la vallée des tombeaux. Songez à ce devoir sacré; et dès l'aurore rendez-vous sur cette place, dans le triste appareil qui convient à cette touchante cérémonie.

Après avoir prononcé ces mots d'une voix forte, Salvador reprit le chemin de sa maison. Tout le monde convint de se rassembler au point du jour pour remplir une obligation si sainte. Mœris ne voulut pas que sa fille y manquât; il pria les Portugais de différer leur départ. Elicio en tressaillit de joie; Galatée en conçut une heureuse espérance.

Nisida, Blanche, Téolinde, les deux amis, demanderent aux habitants du village la permission de les suivre à la vallée des tombeaux: on fut flatté de leur demande. Les quatre Portugais solliciterent la même faveur: on les refusa d'une voix unanime; ils étoient odieux depuis que l'on savoit qu'ils venoient chercher Galatée. Ils se retirerent pleins de dépit; et tout le monde alla se livrer au sommeil.

## LIVRE QUATRIEME.

JE me livre à toi, douce mélancolie: viens répandre sur mes derniers tableaux cette demi-teinte sombre qui plaît à tous les cœurs sensibles. Ne crains pas de les émouvoir : les larmes que tu fais couler sont aux ames tendres ce que la rosée est aux fleurs. Que les souvenirs que tu donnes sont attachants! quel est l'amant éloigné de sa inaîtresse, l'ami privé de son ami la mere loin de son fils, qui ne te regardè pas comme son bien le plus cher? Comme ils sont doux ces moments où, séparé du monde entier, seul avec son cœur et sa mémoire, on se recueille dans soi-même, ou plutôt dans l'objet. aimé! Qu'on a de plaisir à se rappeller toutes les époques de sa tendresse! Le premier jour où l'on aima, le premier



Vailes que j'aime la Vertu autant que j'aimais ma Mère).

. - '

:

.

• .

• ` • • `

aveu qu'on en sit, l'air dont il sut écouté, les craintes, les soupçons, les querelles; tout est présent, tout se retrace avec délices. On jouit de nouveau des plaisirs que l'on a goûtés: on jouit même des chagrins que l'on asoufferts. Si toute espérance est ravie, si l'impitoyable mort a moissonné l'objet de notre amour, les pleurs qu'on lui donne ont des charmes; son souvenir laisse encore une impression de bonheur: on seroit peut-être plus à plaindre, si l'on pouvoit se consoler.

Ainsi pensoit le sage Salvador : il consacroit un jour de l'année aux larmes de la reconnoissance, de l'amour et de l'amitié. Ce jour étoit arrivé. Salvador, revêtu de ses plus tristes ornements, se rendit sur la grande place : il vit bientôt paroître tous les habitants du village, couverts de crêpes, couronnés de cyprès, et portant des hou-

180

lettes garnies de rubans noirs. Salvador les rangea lui-même; et, séparant les bergers des bergeres, il fit marcher toute la troupe sur deux files.

Du côté droit, Nisida, Blanche, Téolinde, Florise, et toutes les jeunes filles, s'avançoient sous la conduite de Galatée. Du côté gauche, vis-à-vis d'elles, marchoient Timbrio, Fabian. Damon, Tircis, tous les jeunes garcons, ayant à leur tête Elicio. Le seul Erastre manquoit. Après eux venoient les épouses, conduites par Silvérie; et les époux, menés par Daranio. Cette troupe d'heureux étoit presque aussi belle que la premiere. Elle étoit suivie d'une troisieme moins brillante et plus respectable; c'étoient les veuves et les vicillards: ils étoient guidés par Moris, et par la mere d'Erastre. Leurs cheveux blancs n'avoient point de couronnes: leurs mains tremblantes s'appuyoient sur des bâtons noueux. Hélas! c'étoit pour eux sur-tout que la cérémonie étoit intéressante: ils alloient pleurer sur la tombe d'un fils, d'une sœur, ou d'un époux.

Salvador fermoit la marche: il avoit choisi cette place pour être plus près des plus malheureux. A ses côtés huit beaux enfants, vêtus de robes de lin, et couronnés de fleurs, portoient avec respect l'eau lustrale, l'encens et le feu. Fiers de cet emploi, qui étoit la récompense d'une année entiere de sagesse, ils s'avançoient plus gravement que les vieillards.

Pour arriver à la vallée des tombeaux, il falloit faire à-peu-près une lieue toujours sur la rive du Tage, et sous une voûte de verdûre que formoit un double rang de peupliers. Les bergers en silence marchoient sur un gazon semé de fleurs humides encore de

la rosée. Le soleil commencoit à dorer la cime des montagnes, et annon--çoit un des plus beaux jours de l'été: le ciel étoit par-tout d'azur; un doux zéphyr agitoit les arbres, et berçoit mollement les petits oiseaux dans leurs nids: l'alouette, déja perdue dans les airs, se faisoit entendre sans être apperçue; le rossignol, fatigué d'avoir chanté toute la nuit, se ranimoit pour saluer le jour; la tourterelle et le ramier répondoient par des plaintes au chant joyeux du pivert : les fleurs exhaloient tous leurs parfums; les poissons se jouoient sur les eaux du fleuve : toute la nature, au moment de son réveil, sembloit remercier le Créateur du nouveau bienfait qu'il lui accordoit.

Timbrio, Blanche et Nisida, peu accoutumés à ce spectacle ravissant, le contemploient avec surprise. L'entrée de la vallée des tombeaux leur causa bientôt une nouvelle admiration.

Sur la rive de ce beau fleuve, qui roule de l'or dans son sein, est un espace d'un mille quarré, ceint de toutes parts d'une chaîne de collines : on y pénetre par une seule entrée. Ce long défilé est garni des deux côtés d'une haie de cyprès plantés en amphithéàtre, et si serrés, que leurs branches entrelacées forment un mur épais aussi haut que les montagnes. Quelques rosiers, quelques jasmins sauvages, parsement de fleurs rouges et jaunes le verd sombre de ces deux murailles. Jamais aucun troupeau ne pénétra dans cet asyle; jamais le bûcheron ne porta la hache dans ce bois sacré. Un silence profond y regne : l'on n'entend que le bruit de quelques sources qui descendent sous le feuillage, se réunissent dans un lit de mousse, et vont

porter à quelques pas dans le Tage leurs petits flots argentés,

A l'extrémité de cette avenue est un antique sapin qui semble fermer la vallée. Sur son écorce sont gravées ces paroles:

Passant, respecte cet asyle:
Si ton cœur est pervers, tremble d'y pénétrer:
Mais, s'îhest vertueux, marche d'un pas tranquille,
A ces tombeaux tu peux pleurer.

Dans l'intérieur de la vallée, les mêmes cyprès regnent à l'entour. Au milieu est une fontaine dont l'eau, toujours abondante, arrose et nourrit le gazon. Quelques tombeaux sont épars çà et là, les uns déja couverts par le lierre, les autres encore ornés de guirlandes; tous renferment la dépouille mortelle d'un être qui aima la vertu.

L'honneur d'être enterré dans cette belle vallée ne s'accordoit pas à tous les morts ; c'étoit la récompense d'une vie irréprochable : le village assemblé l'adjugeoit.

Les bergers, parvenus à la fontaine, s'arrêterent; et Salvador éleva la voix: Séparez - vous, s'écria - t-il; vous vous rassemblerez près de moi quand la trompette sonnera. A ces mots, tout le monde se disperse; chaque veuve, chaque orphelin, court à la pierre qui couvre l'objet de ses larmes. Timbrio, Fabian, et les deux sœurs, ont perdu de vue Elicio; ils parcourent la vallée en le cherchant.

Ils le découvrent bientôt à genoux devant le tombeau de sa mere : ses mains étoient jointes; ses yeux, baignés de pleurs, étoient tournés vers le ciel. O ma mere, disoit-il, vous êtes sûrement heureuse, puisque vous fûtes toujours bonne: veillez sur moi de votre céleste demeure; faites que

j'aime la vertu autant que j'aimai ma mere. En prononçant ces mots il pressoit son visage sur la tombe, et ses larmes couloient le long de la pierre.

Les quatre amants l'écoutoient en silence; ils approchent, et Timbrio prenant la main du berger : Digne fils, lui dit-il, yous pénétrez mon cœur de tendresse et de respect. Promettezmoi d'être mon ami, et dès ce moment je renonce au monde pour être berger avec vous, pour habiter, avec Nisida, Blanche et Fabian, une cabane voisine de la vôtre. Vous seriez trop près d'un malheureux, lui dit Elicio: depuis que j'ai perdu ma mere, un seul sentiment pouvoit me faire aimer la vie; et demain je ne verrai plus celle qui en est l'objet. Les deux sœurs, les deux amis, le presserent de s'expliquer davantage. Ce n'est pas ici le lieu de vous parler de mes amours, reprit le berger; quand nous serons sortis de la vallée, je vous raconterai mes malheurs.

Il parloit encore; la trompette sonna. Expliquez-nous, demanda Timbrio, pourquoi Salvador nous rappelle. Pour honorer, lui répondit Elicio, la cendre du dernier berger que
nous avons perdu. Ensuite nous entendrons l'histoire de sa vie, qui nous
sera chantée par la plus sage de nos
bergeres.

Ils se rendent à la fontaine : tout le monde y étoit rassemblé. Leur vénérable conducteur les guide vers un tombeau dont la pierre encore toute blanche portoit cette simple épitaphe;

> ICI REPOSE UN BON FILS.

Salvador en fait trois fois le tour; il prononce les prieres accoutumées, brûle de l'encens, répand de l'eau lustrale: ensuite il prend par la main

# 170 GALATÉE.

Galatée, et lui donne le papier ou étoit écrite l'histoire de celui que l'on pleuroit. Une rougeur modeste couvre le front de Galatée : elle se tient debout près de la tombe; et tous les bergers l'écoutent en silence.

Des bergers de notre village
Lisis fut le plus amoureux:
Louise reçut son hommage,
Et partagea bientôt ses feux.
Il la demande à sa famille;
Mais le pere dit à Lisis:
Soyez riche autant que ma fille,
Je ne la donne qu'à ce prix.

Hors son amour et sa chaumiere Le pauvre Lisis n'avoit rien: La cabane étoit pour sa mere, Et pour Louise l'autre bien. Il part, il quitte sa patrie; Il arrive au pays de l'or: Là, par une honnête industrie, Il amasse un petit trésor. Lisis revient plein d'espérance; Louise est fidele, et l'attend: Sa main sera la récompense Des travaux d'un si tendre amana. Il va posséder son amie: Mais, la veille d'un jour si beau, Par une affreuse maladie Sa mere est au bord du tombeau.

Lisis tremblant court à la ville; Il ne songe plus aux amours: Du médecin le plus habile Lisis implore les secours. Ma mere va m'être ravie, Dit-il embrassant ses genoux: Si votre art lui sauve la vie, Ce que je possede est à vous.

Le médecin, par sa science, Rend la mere aux vœux de son fils: Le trésor est sa récompense; Plus de Louise pour Lisis. Une autre épouse la bergere: Lisis le voit sans murmurer; Et, l'air content près de sa mere, Il mourut, et n'osa pleurer.

# 172 GALATÉB

Galatée vint reprendre sa place. Mes amis, s'écria Salvador, votre cœur vous parle bien mieux que je ne pourrois vous parler. Vous pleurez tous d'attendrissement au récit d'une bonne action; jugez quel doit être le plaisir de la faire.

Après ce peu de mots, le vénérable pasteur fit sortir les bergers de la vallée; il rompit l'ordre de la marche, ct tout le monde se dispersa dans les belles campagnes qu'arrose le Tage.

Les deux amis et les deux sœurs, qui n'avoient pas oublié la promesse d'Élicio, prirent avec lui le chemin de la fontaine des Ardoises. Le malheureux berger leur raconta son amour et le désespoir mortel que lui causoit le mariage de Galatée. Fabian, Blanche et Nisida le consoloient: Timbrio songeoit aux moyens de lui faire épouser sa maîtresse.

Derriere eux, et à peu de distance, Galatée, Florise, Téolinde, Tircis et Damon, marchoient ensemble sans se parler. La fille de Mœris pensoit que le lendemain étoit le jour de son départ : Florise formoit le projet de la suivre en Portugal : la triste Téolinde envioit le sort de celles qui reposoient dans la vallée des tombeaux.

Pour aller à la fontaine des Ardoises il falloit quitter les bords du Tage, et traverser quelques collines couvertes de bois. Le chien d'Elicio, à qui l'on n'avoit pas permis ce jour-là de suivre Galatée, étoit resté dans le village. Il vit revenir quelques bergers; et n'appercevant ni son maître ni sa maîtresse, il partit pour aller au-devant d'eux, et les joignit comme ils entroient dans les bois.

Après avoir été plus d'une fois d'une troupe à l'autre caresser Élicio et Ga-

#### 194 GALATÉE.

latée, le chien se met à courir dans la montagne, et fait partir un petit chevreau sauvage, qu'il poursuit avec ardeur. Le chevreau fuit, et passe près des bergeres; la peur lui donne des forces: il gagne, sans être atteint, une caverne où il entre en bélant. Le chien le suit: Galatée pousse des cris pour que l'on sauve le petit chevreau. Tout le monde accourt: on arrive à l'entrée de la caverne. Élicio s'étoit déja précipité après le chien.

Tircis, Damon, les deux amis, rassuroient en riant les bergeres, et s'attendoient à voir paroître l'amant de Galatée portant le chevreau dans ses bras, lorsqu'un bruit affreux se fait entendre dans la caverne; et l'on en voit sortir Élicio se débattant avec un homme dont l'aspect étoit effrayant. Il étoit couvert de haillons déchirés; une barbe noire et épaisse lui cachoit la moitié du visage: ses longs cheveux en désordre flottoient sur ses épaules; ses bras nus et nerveux pressoient Élicio pour l'étouffer. Le berger, non moins vigoureux, repoussoit de la main gauche la poitrine velue de l'homme sauvage; et de la droite, entortillée dans les cheveux de son ennemi, il faisoit courber sa tête en arrière. Tous deux en silence, les yeux étincelants et fixés l'un sur l'autre, les jambes entrelacées, cherchoient mutuellement à se terrasser.

Le chien d'Élicio n'avoit pas quitté son maître, et faisoit des efforts pour le secourir : mais une chevre sauvage l'occupoit assez lui-même. Attentive à ne jamais prêter le flanc, elle le poussoit devant elle en le menaçant de ses cornes, tandis que le chevreau rassuré bondissoit derriere sa mere, et sembloit braver celui qu'il avoit craint.

# 176 GALATÉE.

Tircis, Damon, et les deux amis. se précipitent pour séparer les combattants. Timbrio se saisit du sauvage; il a besoin de toute sa force pour le contenir: mais Téolinde est évanouie. et tout le monde vole à son secours. L'homme sauvage jette les yeux sur elle : il demeure immobile en fixant ce visage pâle : bientôt, se dégageant des bras de Timbrio, il saisit le chevreau, cause innocente de tant d'accidents, tombe à genoux devant Téolinde, et le lui présente d'un air soumis. A peine la bergere a-t-elle repris ses sens, qu'elle s'élance au cou du sauvage : Ah! c'est toi, s'écrie-t-elle, Artidore, mon cher Artidore! tu n'as donc pas oublié Téolinde.... Au nom de Téolinde. Artidore change de couleur: il se releve; et regardant la bergere d'un air égaré : Téolinde!.... dit-il; elle m'a trompé : je m'en souviens bien. Est-elle ici? la connoissez-vous? Oui, lui répond la bergere d'une voix tremblante; elle est ici; elle ne vit que pour toi. Ecoutez, interrompt Artidore en lui parlant à voix basse, il faut que vous me conduisiez vers elle; je veux lui reprocher sa perfidie, lui dire que je ne l'aime plus: ensuite nous reviendrons ensemble habiter ma caverne; vous serez ma bonne amie, et je vous donnerai mon chevreau.

Téolinde, à ce discours, vit bien que la douleur avoit égaré la raison du malheureux Artidore: elle leregarde, pleure; et lui serrant la main avec tendresse:. Je le veux bien, dit-elle: je ne te quitterai plus; je suis avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie: j'espere te prouver que Téolinde ne fut pas coupable. En disant ces mots, elle prend le bras d'Artidore, et l'entraîne avec elle dans la route qui conduisoit

# 178 GALATÉE.

à la fontaine. La chevre et le chevreau les suivent; le reste des bergers marche à quelque distance, impatient de voir la fin de cette aventure.

Pendant le chemin, Téolinde fait ses efforts pour ménager une reconnoissance qu'elle craignoit et souhaitoit. Attentive à ne rien dire qui puisse. déplaire à son amant, elle parle avec précaution d'elle-même, rappelle doucement leurs amours, raconte l'histoire de sa sœur jumelle, et tous les chagrins qu'elle lui causa: elle observe l'effet de chaque parole sur le visage d'Artidore, suit pas-à-pas les progrès qu'elle fait faire à sa raison, et emploie toute l'adresse de son esprit pour ramener le cœur de son amant, Artidore l'écoute, comme un homme qui sort d'un long sommeil; il répond juste à quelques questions, il fait répéter les autres : peu-à-peu sa mémoire, ses

idées reviennent. L'amour lui avoit ôté la raison, l'amour devoit la lui rendre. Il s'arrête, il considere Téolinde, la reconnoît, tombe à ses pieds, la serre dans ses bras; et ses larmes prouvent à la bergere que son amant. n'est plus insensé.

lls étoient arrivés à la fontaine, où tout le monde les joignit. Florise et Galatée avoient raconté pendant le chemin ce qu'elles savoient des amours d'Artidore et de Téolinde. Après avoir félicité cette bergere, on la pria d'engager son amant à reprendre le récit de ses aventures au moment où la sœur jumelle l'avoit si cruellement trompé. Artidore y consentit; et, quoiqu'un peu honteux de l'état où il se trouvoit, il continua ainsi son histoire:

Les discours de la fausse Téolinde

m'avoit jetté dans un désespoir mortel. Je résolus de fuir à jamais celle
que je croyois perfide. Je voulus cependant lui dire encore que je l'aimois, et je gravai mes adieux sur un
peuplier. Je ne me souviens plus de ce
que j'écrivis. Depuis ce moment ma
foible raison s'aliéna; j'errai sans but
dans la campagne, et je fus quatre jours
sans prendre de nourriture. Cette abstinence acheva de troubler ma tête;
je ne me rappelle que confusément ce
que je devins; deux seules choses sont
restées dans ma mémoire.

Je descendois une petite colline qui ne doit pas être loin d'ici, tout-à-coup j'entends du bruit dans les broussailles, et j'apperçois ce petit chevreau, que voilà couché près de moi, fuyant pour éviter un loup furieux qui le poursuivoit la gueule béante. Mon premier monyement fut de me jetter sur le loup: je n'avois point d'armes. Obligé de lutter avec le féroce animal, nous roulons ensemble sur la poussiere. L'égarement de ma raison ajoutoit sans doute à mes forces en m'empêchant de voir le danger: j'étouffai le loup dans mes bras; et, sans regarder si le chevreau me suivoit, je poursuivis ma route jusqu'à la caverne où vous m'avez trouvé.

Son obscurité, son éloignement de toute habitation, me la firent choisir pour mon tombeau. Je pénetre dans l'intérieur; je vais m'asseoir sur une pierre: et là, me rappellant la perfidie de Téolinde, ma raison revint un moment pour me faire sentir tous mes maux. Résolu de ne plus sortir de cette caverne, je roule une grosse pierre pour en fermer l'entrée. Emprisonné dans ma tombe, j'en ressens une affreuse joie; je m'étends sur la

:

terre, avec l'espérance de ne plus me relever.

J'étois dans ce calme du désespoir, ne craignant ni ne desirant que mon supplice fût long, lorsqu'un bélement plaintif vient frapper mon oreille; j'écoute, je l'entends encore; il sembloit venir de l'entrée de la caverne. Malgré moi je suis ému; je me leve, j'y cours, et j'apperçois le petit chevreau que j'avois sauvé, qui passoit son nez blanc entre la pierre et le rocher, et me demandoit de lui ouvrir.

Mes yeux se mouillerent : je repoussai la pierre avec précaution. Dès que l'ouverture fut assez large, le chevreau entra, suivi d'une chevre : elle étoit blessée, et son sang couloit. A peine arrivée, elle se couche à mes pieds, souleve sa tête et la laisse retomber, en haletant de fatigue et de douleur : le petit chevreau tourne autour de moi, bêle douloureusement, va lécher la plaie de sa mere, et revient me caresser, comme pour me prier d'en prendre soin.

J'examinai la blessure; je reconnus la dent du loup. Sur-le-champ je vais chercher de l'eau, je lave la plaie, j'étanche le sang, et j'y fais tenir un appareil avec des morceaux de mes vêtements. Après cette opération la chevre me regarde avec tendresse, se renverse doucement, me tend ses mamelles pleines de lait, et semble m'inviter à partager la nourriture de l'enfant que je lui avois rendu.

Toutes les consolations humaines n'auroient pu m'empêcher de mourir; cette chevre et ce chevreau m'attacherent à la vie. Résolu de passer mes jours avec eux, j'allai chercher une provision d'herbes et de fruits, et j'arrangeai la caverne de maniere qu'elle fût commode pour nous trois. Le lendemain je pansai de nouveau la plaie; au bout de quatre jours elle étoit guérie : et la chevre sortoit, quelquefois seule, quelquefois avec son chevreau. qui nous suivoit également tous deux. J'errois de mon côté dans les montagnes voisines de ma caverne : tous les soirs nous nous retrouvions. Quand j'avois rencontré dans mes courses du serpolet ou du cytise, j'en apportois à ma compagne; elle le mangeoit dans ma main: je mangeois mes fruits, et le petit chevreau tettoit. Après notre repas, j'allois fermer avec la pierre l'entrée de notre demeure, et, couchés sur la mousse et les feuilles seches, nous nous livrions au sommeil.

Aujourd'hui la chaleur du jour avoit empeché la chevre et moi-même de sortir de notre caverne; le petit chevreau avoit long-temps sautillé près de l'entrée : je l'y croyois encore, quand je l'ai vu revenir tout tremblant et poursuivi par un chien. Bientôt après un homme a paru. J'avoue qu'à cet aspect je n'ai pas été maître de ma fureur : je me suis élancé sur lui avec le projet de l'étousser, tant j'étois indigné qu'un homme vînt me ravir les seuls amis qui me restoient. Vous avez été les témoins de mon combat et de son heureuse fin. C'est aujourd'hui le plus beau jour de ma vie : j'ai retrouvé ma Téolinde, je sens revenir ma raison. Je vais passer ma vie avec celle que j'ai toujours adorée, et ma chevre et mon chevreau ne me quitteront pas. En disant ces mots il les caressoit d'une main, et tendoit l'autre à Téolinde.

Le récit d'Artidore avoit attendri tout le monde; on le remercia les larmes aux yeux. Il pria tout bas Élicio de lui donner les moyens de couper sa longue barbe, et de prendre un autre habit. Venez avec moi, lui dit le berger, j'ai dans ma cabane tout ce qui vous est nécessaire. Allez, ajouta Timbrio, nous vous attendrons ici; et, pendant votre absence, je préparerai ce que je dois dire au pere de..... Il s'arrêta; Galatée rougit. Artidore partit avec Élicio: Téolinde lui recommanda de n'être pas long-temps; et la chevre et le chevreau le suivirent.

Galatée avoit entendu que Timbrio vouloit se consulter pour aller parler à son pere : elle comprit que sa présence le géneroit; et feignant d'être obligée de retourner à sa maison, elle prit congé de Blanche, de Nisida, de Téolinde, et gagna le village seule avec sa chere Florise.

Elles en étoient peu éloignées, lorsque quatre hommes, sortis de derriere une haie, saisissent les deux bergeres, les empêchent avec des mouchoirs de jetter des cris, et les forcent de monter sur deux mules qu'ils tenoient là toutes prêtes. Galatée et Florise obéissent en tremblant; les quatre ravisseurs montent à cheval, placent au milieu d'eux les mules, et fuient au grand galop vers la frontiere de Castille.

Ces ravisseurs étoient les quatre Portugais arrivés dans la maison de Mœris depuis deux jours. Ils s'étoient apperçus du froid accueil de tout le village: la maniere dont Élicio les avoit regardés pendant le souper, et les coups-d'œil qu'il jettoit sur Galatée, leur avoient fait soupçonner la vérité. Le retard demandé par Mœris pour aller à la vallée des tombeaux, le refus des habitants de les laisser venir à cette vallée, leur avoient semblé un prétexte et une insulte. Ils craignirent de re-

tourner sans Galatée, et se déciderent à un enlevement qui devoit leur être pardonné quand la fille de Moeris auroitépousé leur maître. Tout leur avoit réussi; ils fuyoient avec leur proie : mais l'Amour veilloit sur Galatée.

Artidore, après avoir pris des habits dans la cabane d'Élicio, revenoit avec lui à la fontaine : ils voient de loin les quatre cavaliers, et reconnoissent les bergeres. Élicio jette un cri, et vole à sa maîtresse. De ses deux mains il arrête les mules : un Portugais leve le bras pour le percer d'un pieu ferré : Artidore étoit accouru, et, d'un coup de bâton, il casse le bras du barbare. Les deux bergeres profitent du moment, elles glissent à terre, et, reconnoissant les lieux, elles courent chercher du secours à la fontaine. Pendant ce temps Élicio avoit ramassé le pieu du blessé; et se rangeant près d'Artidore, ces deux braves bergers à pied, armés seulement d'un bâton et d'un pieu, font tête aux trois lâches cavaliers qui veulent venger leur compagnon.

Ce combat inégal se soutient; mais le courage alloit céder à la force. Élicio, blessé au bras, ne peut plus se défendre, quand Timbrio, l'épée à la main, tombe comme la foudre sur les Portugais. Du premier coup il fait voler la tête de celui qui pressoit le plus Élicio. Tircis, Damon, Fabian, arrivent; et les deux ennemis qui restoient prennent la fuite à toute bride.

La blessure d'Élicio n'étoit pas dangereuse; mais il perdoit beaucoup de sang. Galatée en est alarmée; elle l'étanche avec son mouchoir; elle panse elle-même la plaie: cet appareil seul devoit guérir Élicio. On le ramene au village, le bras en écharpe; Galatée le soutient dans sa marche, et cette faveur le paie trop du danger qu'il vient de courir.

On arrive chez Mœris : le vieillard. indigné de l'attentat des Portugais, déclare qu'il se croit dégagé de sa parole. Voilà, lui dit Timbrio en lui présentant le blessé, voilà le libérateur de votre fille: Élicio mérite de posséder celle qu'il a sauvée. Sa pauvreté seule a pu vous faire balancer; mais je suis riche, et je veux..... Comme il disoit ces mots, on entend un grand bruit à la porte de la maison : on regarde, on voit entrer dans la cour un belier superbe, orné de rubans, et peint de différentes couleurs. Son énorme sonnette se distinguoit parmi celles de cent brebis qui le suivoient, chacune aved son agneau. Érastre venoit après elles deux chiens l'accompagnoient. Il entre, laisse à ses chiens la garde du beau

troupeau, et, la houlette à la main, il vient parler au pere de Galatée.

Mœris, lui dit-il, i'étois amoureux de ta fille, et je pouvois la disputer au Portugais à qui tu la donnes. Mais je me rends justice; ni ce Portugais ni moi ne méritons Galatée : le seul Élicio est digne d'elle. Tu peux en croire cet aveu de la bouche de son rival. Tu exiges que ton gendre soit riche : regarde ce beau troupeau, qui vaut seul un héritage; il est à Élicio. Ce n'est pas moi qui le lui donne; je n'ai fait que parcourir les hameaux voisins : Élicio a tant d'amis, que chacun d'eux ne lui donnant qu'un agneau avec sa mere, en deux jours j'ai formé ce troupeau.

Il n'avoit pas fini de parler, qu'Élicio le baignoit de ses pleurs. Ah! mon ami, lui dit-il, quel que soit mon sort, tan ámitié le rend digne d'envie : je

n'ose espérer Galatée: mais..... Elle est à toi, s'écria Mœris les larmes aux yeux. Viens, ma fille, je te donne à ton libérateur; viens embrasser ton époux. Galatée, vermeille comme la rose, approche, et craint d'avancer trop vîte : Élicio étoit à genoux, et lui tendoit avec respect le seul bras qu'il avoit de libre. Galatée le regarde, s'arrête, baisse les yeux, et devient plus vermeille encore. Son pere, qui jouit de ce tendre embarras, la prend par la main, la conduit à son heureux époux : là, il fallut encore qu'il la forcât d'approcher son visage du sien; et ce baiser fut le premier que Galatée eût recu dans toute sa vie.

Alors on raconte à Érastre l'enlevement de Galatée et de Florise. Timbrio vient à lui : Berger, dit-il, vous m'avez ravi le plus beau moment de ma vie : je voulois partager mon bien

avec Élicio, pour lui faire épouser Galatée; vous m'avez prévenu. Vous ne l'aimez pourtant pas plus que moi, mais vous l'aimez depuis plus longtemps; il est juste que vous soyez préseré. J'espere du moins, ajouta-t-il en élevant la voix, que l'on me permettra d'accomplir un autre dessein. Je veux faire quatre parts de ma fortune : la premiere doit appartenir à mon ami Fabian; j'offrirai la seconde à Téolinde et Artidore, pour les engager à se fixer ici; la troisieme sera partagée par les mains de Salvador aux pauvres de ce village; et de la quatrieme on achetera une maison, des champs et un troupeau pour Nisida et pour moi. Oui, mes bons amis, je serai berger; je finirai mes jours avec vous, avec Fabian: nos cabanes seront voisines, nos ménages seront unis, nous deviendrons l'exemple du

#### GALATÉE.

village; et nous vieillirons tous ensemble dans la paix, la joie et l'amour.

Tout le monde remercia Timbrio: Artidore et Téolinde l'embrasserent, Mœris voulut que ce soir même tous les contrats fussent rédigés. Il court répandre dans le village la nouvelle de tant d'heureux événements, et ramene avec lui l'alcade et le vénérable Salvador.

Les contrats furent bientôt faits.
L'on convint que des le lendemain
Timbrio renverroit toute sa suite à
Tolede, avec un homme de confiance
qui donneroit de ses nouvelles aux
parents de Nisida, et rapporteroit en
argent comptant la fortune de son
maître. Pendant ce voyage, Mœris
devoit acheter les troupeaux et les fermes des nouveaux bergers; et, en attendant que tout fût prêt, Timbrio et
Fabian, avec leurs épouses, devoient

demeurer chez Mœris, et Téolinde et Artidore chez Érastre.

Il ne restoit plus qu'à fixer le jour des quatre mariages. Élicio, malgré sa blessure, décida que ce seroit le lendemain. Le sage Salvador ne put obtenir de lui qu'il dissérat; et les autres époux, sans le dire, étoient de l'avis d'Élicio.

On se mit à table; chaque amant fut placé près de sa maîtresse. Après le repas, on alla s'asseoir au jardin: là, sous une belle treille, au clair de la lune, et sur des sieges de gazon, l'on voulut finir par des chants cette heureuse journée. L'un prend sa flûte, l'autre sa musette: on fait un cercle, au milieu duquel sont placés Mœris et Salvador; et les amants chantent ces paroles:

#### TIMBRIO.

Je méprisois cette foule importune
De mortels dignes de pitié,
Qui laissent le repos, l'amour et l'amitié,
Pour courir après la fortune.
Aujourd'hui mon cœur leur pardonne,
Et n'a plus de mépris pour eux:
Je sens que l'argent rend heureux;
Mais c'est au moment qu'on le donne.

BLANCHE.

Long-temps j'ai douté de ta foi,

Sans rien perdre de ma tendresse;
Un jour de plus passé sans toi,
J'allois mourir de ma tristesse.

Fai retrouvé l'objet cher à mon cœur;
mour et l'amitié me fixent au village:

L'amour et l'amitié me fixent au village : Pour rendre grace au ciel de mon bonheur, J'irai souvent à l'hermitage.

A R T I D O R R.

J'ai cru ma bergere capable
De la plus noire trahison,
Et la perte de ma raison
Punit un soupçon trop coupable.
Je revois celle que j'adore,
Je sens ma raison revenir:
Ah! ce n'est pas pour en jouir;
L'amour va me l'ôter encore,